## COMEDIA NUEVA.

# LA MAS HEROYCA PIEDAD

MAS NOBLEMENTE PAGADA:

# Ó EL ELECTOR DE SAXONIA,

## P. L. M. M.

#### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

El Emperador Cárlos Quinto. Fernando, Rey de Romanos. El Principe de Hungria. El Duque de Alva, Barba.

Don Alfonso de Vivas. Federico, Elector de Saxonia. Don Fernando de Toledo. Mauricio de Saxonia.

Sivila de Cleves, Electriz, Madama Leonor. Laureta, Criada. Mosquete, y un Niño.

#### JORNADA PRIMERA.

Caxas y clarines, y salen Federico y Soldados en batalla con el Príncipe, el Duque, Don Alfonso, Mauricio y Mosquete, con botas y espuelas. Unos. VIva España, guerra, guerra. Otros. V La libertad viva, arma. Unos. A ellos, Soldados, á ellos. Otros. Viva España, viva España. Salen el Emperador, el Rey y Soldados. Emp. Ea, valientes Leones, gloria y honor de la Patria, el dia es nuestro, seguid esa infame vil canalla, la causa de Dios defiendo, mirad todos por su causa. Rey. Vuestra Magestad, señor, no exponga á ser arriesgada su persona, mayormente quando está ya declarada la fuga de los contrarios

tan á su costa, que es mapa

de carmin y de coral, lo que era verde esmeralda. Emp. Hijos, nuestra Religion hoy se ha de ver ensalzada, á pesar de las obscuras condensadas nubes pardas, que tristemente ha tegido Lutero en toda Alemania: seguidme todos. Rey. Señor, por vuestra persona sacra mirad, no os aventureis. pues faltando vos, le falta á la Militante Iglesia defensa, columna y basa. Emp. Ay hermano, que es de Dios, y no mia aquesta causa, y hasta dexarle triunfante, no encuentra sosiego el alma: ¿ dónde está el Duque? Rey. Siguiendo el alcance en la vanguardia, hecho un Católico Marte, dando honor á nuestras armas.

La mas heroyca piedad

Emp. Dichoso puedo llamarme, pues me da un Duque de Alva el Cielo, terror del mundo, honor y gloria de España. Salen Mauricio y el Duque.

Los dos. ¿ Gran señor ?

Emp. Mauricio, Duque,

Primo, amigo, ya me daba
cuidado vuestra persona:
¿ qué hay del contrario?

Duque. Que trata de retirarse á Mulberg, con los pocos, que se escapan de muertos ó prisioneros.

Rey. Duque, fuera de importancia estorbarlo, que Mulberg es grande, y es fuerte Plaza.

Duque. Señor, quien atento sirve por la honra de su Monarca, no incurre en esos descuidos: mi hijo Fernando se halla en aquese bosque, á efecto de cortar la retirada á Federico; y discurro (si el cariño no me engaña) que el muchacho cumpla biene. Dios le libre de desgracia.

Maur. ¡ Ha inclinacion! quién diria que tu fuerza me obligara á ser yo contra mi hermano en apariencias extrañas; pues el temor, no el afecto, hizo que me sujetara á servir á Cárlos, contra las Banderas Alemanas: pero tiempo espero, en que el vesubio, que se guarda en mi pecho, abrase fiero Españolas arrogancias.

Emp. Duque, quedo asegurado
del cuidado y vigilancia
vuestra, y os puedo decir,
que Dios, yo, y tambien la patria,
en la presente ocasion
tenemos en vuestra espada,
Dios el volver por su Ley,
yo ser Christiano Monarca,
y la patria haber logrado
lustre por vuestras hazañas.

Duque. Como quedeis satisfecho vos, señor, de que mis canas de Dios, y de vos pretenden el servicio, eso me basta: pero temo, gran señor, ingratitudes tiranas.

Rey. Duque, llegad á mis brazos; esos sentimientos bastan, que ya he visto los efectos de vuestra prudencia rara: elvidad, pues, lo que os dixe, ya somos amigos. Duque. Vaya; pero si otra vez, señor, me decis tales palabras, lograréis matarme, ya que no lo logran las balas.

Rey.; Tanto sentimiento, Duque?
Duqué.; Cuerpo de Dios con mi alma!
las palabras de los Reyes
dan honor, mas tambien matan.
Dent. voces. Viva Don Fernando, viva.

Emp. ¿ Qué es esto? Sale Mosquete.

Mosq. En breves palabras

( porque un Mosquete de pronto
quanto tiene descerraja)

es, que mi amo al Elector
prisionero trae. Emp. Gracias
demos á Dios, porque así

nos favorece y ampara.

Duque. Es muy justo: ; ay mi Fernandol

Dios te dé su santa gracia:
toma, Mosquete, esta joya.

Mosq. Justo es que en mi mano caiga, que soy Mosquete, y sin piedras los Mosquetes no disparan.

Rey. Cumplió muy bien Don Fernando. Duque. En obligacion se halla de hacerlo, que nació noble.

Emp. Y mas el decir os falta, que es hijo vuestro. Duque. Vivais, señor, por edades largas.

Salen Don Fernando herido en el brazo, y Soldados, que traen preso al Elector.

Fern. A vuestros heroycos pies, invicto Cárlos de Austria, os presento á Federico, Elector de la Alta y Baxa Saxonia, que prisionero

Mas noblemente pagada.

muestra en acciones contrarias, que engrandece vuestros triunfos, aumentando sus desgracias.

Emp. Don Fernando de Toledo, de tan noble tronco rama, llegad, llegad á mis brazos, que á tan prodigiosa hazaña solo será recompensa, que jamas llegue á olvidarla.

Fern. Vos, señor::- Rey. Alzad del suelo;
vuestro valor os levanta
á merecer de mi hermano,
y de mí las bien fundadas
estimaciones debidas,

que merece vuestra espada. Emp. ¿ Estais herido? Fern. En el brazo, señor, un bote de lanza

Emp. Llegad, le pondré esta banda.

Atale el Emperador una banda carmesí.

Fern. Tanto favor no merezco.

Duque. Dexadle, que eso no es nada:
¡ay hijo del alma mia!
la sangre sale, apretadla,
que si se muere, por Dios,
que os ha de hacer harta falta.
Emp. Don Fernando, retiraos.

Fern. Voy, señor, pues me lo mandas. Vas.

Duque. Ve tú con él. Mosq. Voy al punto, y por ver en una caxa, que en este saco he pillado,

qué barajitas se guardan. Vase. Feder. Monarca el mayor del Orbe,

permitidle vuestras plantas

Se va á arrodillar, y el Emperador le detiene.

que ha perdido vuestra gracia; pero la benignidad natural, que en vos se halla, me asegura no seré desgraciado, y en mis varias fortunas debo á la suerte me trate con tal templanza, que ya que soy prisionero, á serlo de vos me traiga.

Emp.: Con que me reconoceis

vuestro dueño? no me dabais

en otro tiempo epitetos

tan altos, pues me llamabais Cárlos de Gante: hoy os rinde la justicia soberana, à quien vuestra rebelion tiene infielmente ultrajada. La Ley de Dios profanasteis, todos sus Templos se hallan insultados: contra Dios, y contra mi, que os amaba, llenándoos de beneficios. vuestra sinrazon se arma. Mi clemencia y mi bondad sin duda os diéron audacia; mas si acaso mi piedad os pudo dar esas alas, sabed, que tambien podré con mi Justicia cortarlas.

Feder. Yo espero, que me trateis, benigno señor, con tanta dulzura, como ha costado prender mi persona. Emp. Basta. Federico, yo no puedo mirar otras circunstancias, que las de vuestros delitos; y aunque quiera perdonarlas por mí, las que á Dios le tocan no puedo disimularlas. Hermano, venid conmigo, Duque, á vos queda encargada la guardia de Federico: diré por esta Jornada, que he llegado, he visto, y Dios es quien la victoria gana.

Vase con el Rey y Soldados.

Duque. Señor, á vuestro infortunio mi sentimiento acompaña;
pero los grandes sucesos para hombres grandes se guardan.
Sois el mayor Capitan;
y casi temor me daba, que fuerais vos mi contrario, siendo así, que sin jactancia, todo el horror del Infierno no ha asustado al Duque de Alva.
El Emperador con vos tendrá clemencia: empeñada mi persona está por vos, tened en mí confianza.

Feder. Señor Duque, yo no ignoro

Aa

La mas heroyca piedad

que el que dispuesto se halla à seguir del fiero Marte la horrorosa escuela, pasa aquestos y otros delirios de la fortuna voltaria. Desde mucho tiempo habia visto aquellas infaustas consequencias, mas no pudo mi valor volver la espalda. La muerte, que juzgo cierta, no me inmuta, pues la alta noble sangre, que me anima, me hace constante esperarla. Prisionero estoy, y herido me siento, la suerte acaba de hacerle justicia à Cárlos, castigando mi arrogancia. Dexad de darme consejos, que mi condicion bizarra de los enemigos nunca los oyó de buena gana.

Duque. Eso sí, cuerpo de Dios; el noble jamas desmaya, y de nuevo de ayudaros os vuelvo á dar la palabra.

Feder. Solo por mi Religion las armas tomé, intentaba defenderla, como es justo.

Duque. No es justo, ni es acertada esa opinion, quando ya está Lutero (no es nada) en los profundos Infiernos, con muchos, que le acompañan.

Maur. Disimule mi rencor Ap. hasta que vea logradas del Emperador ofertas, en que fundo mi esperanza, y entónces el mundo tiemble mis iras y mis venganzas. Federico, amigo, hermano, sucedida la desgracia, el modo para sentirla, es procurar emendarla. Tu hermano soy, sangre es tuya la que en mis venas se guarda; cumple al fin como quien eres, que el tiempo tiene mudanzas; porque si no, ya el acero de tu hermano te amenaza.

Quiera el Cielo, que comprehenda Ap. la fuerza de mis palabras, mas yo le veré despacio, para que pueda explicarlas:
Y en tanto, bella Leonor, dulce prenda idolatrada, duélete de los suspiros, que fino envio á tus aras.

Vase.

Sale por un lado el Príncipe de Hungría, y por el otro Don Alfonso de Vivas.

Alf.; Señor? Princ.; Duque?
Duque. Vuestra Alteza
ya cuidado me costaba.

Princ. ¿Y sus Magestades? Duque. Luego que con Federico hablan, se retiráron: ¿ seguisteis el alcance? Princ. A las murallas de Mulberg hemos llegado, siguiendo á carrera larga la poca Caballería, que deshecha, y mal formada pudo escapar del combate.

Alf. Al tiempo, que yo cargaba el centro á la Infantería, el Archiduque de Austria cargaba el lado derecho, el de Sulmone atacaba la ala siniestra, y ha sido tan horrenda la matanza, que parece que los campos han producido por plantas cuerpos muertos, que á porfia se extienden y se dilatan.

Duque. Vos, Don Alfonso de Vivas, de Federico sois guarda.

Alf. El Elector verá quánto sé estimar honra tan alta.

Duque. Id, señor, á descansar.

Feder. Fortuna injusta y tirana, por mas que con tales golpes quieras rendir mi constancia, verás que un ánimo noble sobre tus influjos manda.

Vase con Don Alfonso.

Duque. Señor Príncipe de Hungría,
á vuestro cuidado encarga
el mio (pues es preciso
que yo al instante á ver vaya
á su Magestad) que deis

las órdenes necesarias
de todo lo que convenga.

Princ. Duque, aquesa confianza
agradezco, y vos veréis
procuro desempeñarla.

Duque. Vamos, señor.

Princ. Duque, yamos

Princ. Duque, vamos.

Duque. Repitiendo en voces altas,

Cárlos Quinto Emperador

viva por edades largas.

Princ. y voces. Cárlos Quinto, &c. Vanse. Salen Don Fernando y Mosquete con la joya puesta, limpiándose con un cepillo, y suspirando.

Fern. Apénas has registrado
lo que del saco tragiste,
quando te pusiste triste:
dime, pues, lo que has hallado.
Mosquete, por qué ocasion
la tristeza te acomete?

Mosq. Porque ya contra el Mosquete se volvió la municion.

Fern. Que estás loco he discurrido: ¿ por qué te limpias así?

Mosq. Porque me conviene á mí dar ahora en presumido.

Fern. Siendo un picaro bufon, extraño en tí esas razones.

Mosq. Pues tambien á los bufones se atreve la tentacion.

Fern. ¿ Te falta dinero? Mosq. No. Fern. ¿ Estás gustoso aquí? Mosq. Sí.

Fern. ¿ De quién te que jas? Mosq. De mí. Fern. ¿ Quién causa tu pena? Mosq. Yo.

Fern. Vive Dios, que no te entiendo.

Mosq. Ni yo me puedo entender. Fern. Yo la causa he de saber.

Mosq. Yo decirla no pretendo.

Fern. Causa tus locuras dan á que al punto te despida.

Mosq. Digame usted por su vida, ino es verdad que soy galan?

Mosq. Y es bien mirado, á fé mia,

que aun hacerse no podria un tambor de mi pellejo. Fern. Si en aquesa tema das,

Mosq. Ya me limpié por delante,

ahora falta por detras.

Fern. De mi paciencia me admiro, y á no mirar, vive el Cielo::
Mosq.; Ay! con esto me consuelo.

Fern. ¿ Por qué das ese suspiro?

Mosquete, que no es repara
justo, tu labio se selle.

Mosq. Señor, si aprietas el muelle, el mosquete se dispara.

Fern. Ya estoy en ello empeñado, la causa me has de decir, Agárrale. ó de aquí no has de salir.

Mosq. Es que estoy enamorado.

Fern. Pícaro, ¿ de aquesta suerte
conmigo te has de burlar?

Pégale.

por Dios, que te he matar.

Mosq. Señor, no me des la muerte.
Escucha mi desventura,
y verás en conclusion,
que he tenido harta razon
de dar en esta locura.

Fern. Miéntras el Emperador aquí sale, habré de oirte.

Mosq. Y ya yo empiezo á decirte los principios de mi amor. En una tienda, que entré con otros, pude agarrar una caxa, que al entrar en un rincon me encontré. No ví lo que en ella habia, que estaba entónces cerrada, hasta que descerrajada me enseñó quanto tenia. En ella (decirlo trato) lo mejor que llegué á ver, fué de una hermosa muger un prodigioso retrato.

Fern. Me rio de tus locuras.

Mosq. Pues no hay que hacer ademanes.

que no solo los galanes
han de querer por pinturas:
de adorarla hice capricho
con todo conocimiento.

Fern. ¿ Y has de seguir el intento ?

Mosq. Sí señor, lo dicho dicho.

Por eso con tal primor

me limpio en mis pareceres,

porque suelen las mugeres

pagarse de lo peor.

La mas heroyea piedad

Y es tan cierta esta opinion, que hubo muger dada al diantre, que despreciaba un Sochantre, quando queria un Capon. Fern. ¿ Y el retrato dónde esta? Mosq. Aquí le traigo conmigo. Fern. Ensénamele. Mosq. No sigo ese dictamen, ni ira. Fern. Picaro, muéstrale luego. Mosq. Ya, señor, no me resisto; Dasele. pero en habiéndole visto. que me le vuelvas te ruego. Fern.; Hermosa muger! Mosq. Gentil: no hay que hacer, yo la he de amar. Fern. Tal alhaja no ha de estar en poder de un hombre vil. Mosq. ¿ Cómo es eso? por San Pablo, que en tan triste desventura, si aquesa hermosa pintura me llevas, me lleva el diablo. Dásela. Fern. Esta cadena tu pena templará en modos sencillos. Mosq. ¿ Por qué me quitas los grillos, si me pones la cadena? Fern. Calla, que el Emperador aquí sale con mi padre. Mosq.; Que me pariese mi madre tan desgraciado en amor! Salen el Emperador y el Duque de Alva-Fern. Deme vuestra Magestad, gran señor, si la merezco, á besar su heroyca planta. Emp. Don Fernando de Toledo, llegad, llegad á mis brazos: mucho de veros me alegro sin peligro de la herida. Fern. El que llega á mereceros tales honras, ¿ cómo puede no exponer su noble pecho, para que con sus heridas aumente los triuntos vuestros? Duque. Dios te bendiga: muchacho, el que habla mas, obra ménos, quando llegue la ocasion, apretar, y dar de recio: vete alla fuera. Emp. No, Duque: de esa puerta os encomiendo el cuidado; si alguien viene,

avisaréis. Fern. Siempre anhelo

á serviros. Mosq. El retrato::-Fern. Vive Dios::-Mosq. Ya nos verémos. Vanse los dos. Emp. Ya sabeis como Mauricio de Saxonia quiso cuerdo desterrarse de su patria, mis Exércitos siguiendo, abandonando por mí sus Estados y sus deudos. Bien sabeis, que en esta guerra en continuados encuentros leal expuso su vida por adquirir vencimientos, que eternizando su tama, hiciesen mi nombre eterno. No ignorais que Federico su hermano, siguió el concepto, que formó, de rebelarse contra mi poder supremo. para cuyo fin armó ese Exército soberbio. que tres primaveras yz tatiga nuestros alientos. Y midiendo la distancia, que hay de un leal á un protervo. con un honor y un castigo doy lauro, y doy escarmiento. ¿ No ha abandonado Mauricio quanto heredó por sí mesmo. por seguir mis Estandartes, que siempre gloriosos fuéron? ¿ Lo que heredó Federico, no le dió audacia y esfuerzo á ofender á Dios, y á mí, sin temor y sin acuerdo? Pues vea, y admire el Orbo llego a ser tan justiciero, que las ofensas castigo, y que las finezas premio. A Mauricio le he ofrecido, por pagar lo que le debo. la investidura y dominio del Electorado regio de Saxonia, despojando, pues no supo merecerlo, al infeliz Federico, y a todos sus herederos. Quien no me temió piadoso. ha de temblarme severo.

Mis honores y favores
á quien me sirve franqueo,
que no es capaz de ganarlos
el que ha querido perderlos.
Generalísimo sois
de mis Armas, estoy cierto
que siempre me aconsejais
prudente, leal y cuerdo;
y aunque sé, que aquesta accion
la habeis de aprobar, pretendo,
primo, por lo que os estimo,
me deis el parecer vuestro.

ouque. Pues que vuestra Magestad,
beniano Monarca excelso.

Duque. Pues que vuestra Magestad, benigno Monarca excelso, tales honras me permite, con el profundo respeto, que debo á vuestra persona, os diré lo que yo siento; y si acaso os disgustare, porque de otra suerte pienso, paciencia, señor, que ya sabeis que tengo este genio, Querer haceros presente los trabajos y los riesgos, que vuestros pobres Soldados en tres años padeciéron, dominando su valor todos los quatro elementos, desnudos al duro frio, faltos de todo alimento, y en fin, á tanta miseria reducidos y sujetos, que solo los Españoles constantes se mantuviéron; no es del caso, pues vos mismo llegasteis à tal extremo, que os faltó tal vez el agua, padeciendo los efectos, que la guerra, fiero monstruo, causa en los que la siguiéron. Pero, señor, ¿ es posible que haya sido todo esto, el exponer vuestra vida, tantos Españoles muertos, tantos gastos excesivos, que ya la España en su centro carece de plata y oro, pues toda aquí la ha depuesto; solo por dar ese honor

á un Herege infiel, soberbio, que en estando vuestras Armas de aqui distantes, verémos contra Dios, y contra vos que está en la campaña puesto? Si de Dios la justa causa defendeis, ; será buen medio restablecer à un Herege, que haga de Dios menosprecio? ¿ Las Naciones qué diran? ¿El Papa, qué dirá de esto, viendo que el fin de una guerra, que ha tenido al Universo suspendido, solo para en mantener un blastemo, dándole poder, con que nos haga la guerra luego? No perdonasteis al Duque de Witemberg, con el fiero Palatino, y los demas, que comprehendidos se viéron en la liga de Smalcada? ¿ Y qué lograsteis en esto? armar tantos enemigos, como perdonados fuéron; motivo, por qué al presente tantos daños padecemos. ¿Con la libertad, señor, que me concedeis, me atreve á preguntaros, si solo nuestra sangre regó el suelo para que el Luteranismo se afirmase? ¿ será bueno, que el ganar tantas victorias. y lo que á Dios le debemos, pues con patentes prodigios nos ha asistido su esfuerzo, pare solo en restaurar un cobarde, que de miedo finge asistiros leal, siendo un traidor encubierto? ¿ Pensais que un hombre, que pudo tomar el partido vuestro, faltando á lo que debia á su Religion, y siendo infiel á ella, y tirano de su sangre, y no acudiendo á su conciencia, tendrá jamas reconocimiento?

¿Creeis que ha de seros fiel? pues yo, señor, no lo creo, porque á palabras de Hereges las trato yo con desprecio. Bastante es para Mauricio las honras, que le habeis hecho, y que no le castigaseis por todos sus sacrilegios. ¿ Quereis, que vuelva á la Iglesia à ser el escarnio de ellos? ¿ que insulten la Religion, que profanen nuestros Templos, y que quieran de María ser contrarios? de ira tiemblo: el corazon se estremece: ió, muera yo ántes de verlo! ¿ Quereis que infames perjuros, ofuscados en sus yerros, en su intacta candidez pongan duda esos blasfemos? De su virginal pureza, à quien siempre defendiéron de la Iglesia los Doctores, ¿ quereis, señor, que esos perros nieguen prodigio tan grande, que aun le admira todo el Cielo, pues uno de sus errores consiste, señor, en esto? No puede ser, no es posible: vos sois Christiano, y sois recto, y destruir procurareis esas nubes, que texiéron los infernales abismos, por deslucir tal Misterio, que con ciega Fe adoramos, y que por él moriremos. No será mejor, señor, que confirais este puesto à un Principe, que descienda de vuestra Casa, que cuerdo aniquile la heregia, y la envie à los Infiernos? Esta dignidad, senor, ha de estar, no hay duda en esto, en un Principe Christiano; esto alcanzo, y esto entiendo. Vuestra Magestad ahora, puesto que es prudente y cuerdo, sobre aquestas reflexiones

tomará el mejor acierto.

Emp. Duque, ya tengo empeñada
mi palabra; ya no puedo
faltarle á Mauricio; ved,
que mi honor está por medio.

Duque. Señor, ved, que no acertais,

mirad lo que llevo expuesto. En un Católico es justo conferirlo, pues atento mirará de Dios la causa con cuidado y con anhelo. Para dárselo á Mauricio, por mas seguro comprehendo dexárselo á Federico, pues viéndose prisionero, y perdonado por vos, quizá, señor, le verémos de su yerro arrepentido, siendo fiel vasallo vuestro. No le priveis de la vida, porque, señor, no sabemos si desterrará las sombras á la luz del Evangelio; porque de un hombre muy malo Dios puede hacer uno bueno.

Emp. Porque veais, que del todo vuestra opinion no desprecio, la vida, Duque, por vos á Federico concedo; pero á mi palabra es fuerza que se la dé cumplimiento.

Duque. Que á Federico le deis la vida, yo os lo agradezco, y quanto en esto acertais lo habeis de ver con el tiempo; pero cumplirle á Mauricio la palabra, no lo apruebo.

Emp. ¿ Puedo yo faltar á ella?

Duque. Las palabras que se diéron
en un supuesto, no obligan,
quando falta ese supuesto,
como discurro en Mauricio.

Emp. Ya estoy empeñado en ello, porque si despues Mauricio se rebelare, teniéndoos, Duque, á vos, será muy fácil en un cadalso ponerlo.

Duque. ¿ No vale mas, gran Señor, no exponerle, ni exponernos?

El dano, que no sucede, no necesita remedio.

Emp. Nada con vos me acobarda.

Duque. Mirad que ya estoy muy viejo, y que vuestras esperanzas fallecen si vo me muero.

fallecen si yo me muero, si no es que querais tambien, que os sirva despues de muerto.

Emp. Bien quisiera que así fuese.

Duque. Yo no, porque gana tengo
de descansar de tal vida,
que es continuado tormento,

pues estos perros me traen dado, gran señor, á perros.

Emp. Si alteraren á Alemania,
vos por vos solo, os prometo
los habeis de castigar
con rigor. Duque. Si es que no vengo
hecho fantasma, señor,
del otro mundo, sospecho,
que no podré de otra suerte

en tal lance socorreros.

Emp. Elector será Mauricio.

Duque. Si os habeis cerrado en eso, excusado me parece tomar parecer ageno.

Emp. Cumplir mi palabra es fuerza. Duque. Cúmplase, si gustais de ello; pero si os llevare el diablo no será por mis consejos.

Sale Don Fernando.

Fern. Señor, Sivila de Cleves, anegada en sentimiento, de vuestro hermano servida, pide licencia de veros.

Emp. Decid, Fernando, que entre.

Vase Don Fernando.

Duque. Señor, suplicaros debo,
que trateis á la Electriz
con blandura, pues muy léjos
de ofenderos, ella misma
buscó medios verdaderos
de apartar á Federico
de su error. Además de esto,
es Dama, y quando sois vos
el Monarca mas supremo,
debe dar vuestra dulzura
á sus pesares consuelo.

Emp. Mucho amais al Elector.

Duque. Y á Mauricio le aborrezco.

Emp. ¿ No son Hereges los dos ?

Duque. Es la verdad; pero entre ellos sucede lo que á nosotros, que no lo somos, pues vemos, que siendo Christianos, somos

unos malos, y otros buenos.

Salen Don Fernando, el Príncipe de Hungría, Don Alfonso de Vivas, Mosquete, Madama Leonor y Laureta, y detras el Rey y Mauricio, que traen en medio á Sivila de Cleves, vestida de

luto, y ella al Niño de la mano.

Fern. Cielos, ¡ qué miro! el retrato Ap.
que se halló Mosquete, es cierto,
es de Sivila de Cleves

la Electriz: ¡raro suceso! Rey. Llegad, señora. Sivil. Invencible Christiano, Marte Guerrero, que el tiempo eternice en bronces, sin que los olvide el tiempo: Monarca el mayor del Orbe, pues vuestras Armas se viéron tremoladas en las quatro Regiones del Universo: Emperador Cárlos Quinto, que solo diciendo esto, queda dicho todo quanto con la voz decir no puedo: A vuestras plantas teneis el mas inteliz exemplo, la muger mas desdichada, que sin llegar à ser reo, es el todo en el castigo, no siendo parte en el yerro. Sivila de Cleves soy, à quien hoy la suerte ha puesto en el deplorable estado, que presente á haceros vengo. No puedo negar, señor, que mi esposo (¡qué tormento!) á vuestro poder (¡qué angustia!) se opuso (; de pena muero!) y que es digno (; qué dolor!) de la muerte, no lo niego; porque quando á suplicaros, señor, á vuestros pies llego, no hago ménos el delito, por no hacer la gracia ménos,

pues siendo grande la culpa, perdonarla es mas trofeo. Ya le vencisteis, señor, ya el inteliz está preso, ya su fama perdió el timbre, ya vuestro nombre esparciéron los clarines de la tama, ¿pues qué quereis mas que esto? La gloria del vencedor no se funda en ser sangriento, en ser piadoso se funda, que es el mayor vencimiento. El os será hel, señor, porque el que es noble, en su pecho conserva los beneficios, y procura agradecerlos. Quando todas las Naciones piadoso os llaman, no creo, que solo para mi esposo se guarde lo justiciero. Quantos Héroes en el mundo lográron triuntos excelsos, porque la misericordia se atraia los afectos! Eternamente, señor, si esto llego á mereceros, en el mas humilde oficio de vuestro Palacio ofrezco, sin atender a quien soy, serviros y obedeceros. Mi ilustre sangre, señor, mis ascendientes, que fuéron tan gloriosos en el mundo, siendo en el mundo portento, os muevan á compasion: ved las lágrimas que vierto. Mi desdicha me reduce á tan miserable extremo, que venciendo ayer, ya hoy me ha faltado el alimento. Triste, sola y fugitiva, con este misero objeto de la fortuna inconstante, iré buscando el sustento, si tal fuere mi desgracia, que en vos no encuentre remedio. Doleos de mí, señor, atended á mis lamentos, ved este pobre inocente,

inocente padeciendo. Hijo querido intelice, que en tus primeros alientos, lo que heredabas te quitan los hados siempre severos, acompaña mis suspiros, ayuda á mi desconsuelo, sé complice en mis tristezas, sé parte en mis sentimientos; por si el Cielo conmovido á tanto tropel diverso de congojas, que me asaltan, de pesares, que padezco, angustias, que me atormentan, naufragios, en que navego, penas, que me sobresaltan, desgracias, en que me veo, me da el alivio que busco, y la gloria que deseo. Arrodillase. Niño. Por mi pobrecita madre, gran señor, podeis hacerlo, hasta que yo sea grande, que ahora soy chico, y no puedo trabajar, ni mantenerla, y de hambre nos morirémos. Sivil.; Hijo mio de mi alma! Rey. ¡Qué dolor! Princ. ¡Qué sentimiento! Emp. ¡Válgame Dios! ¡qué he de hacer, qué enternecido me siento! Duque. ¿En qué se resolverá? Ap. Niño. ¿ Pues qué no atendeis los ruegos de mi madre? ¿vuestro Dios no decis perdona luego al que humilde le suplica? ; pues por qué no haceis lo mesmo? Duque. Vive Christo, que el muchacho, señor, dixo bien en eso. Maur. ¡Si á lo que me ha prometido Ap. Cárlos me faltará, Cielos! Niño. Madre, no se desconsuele, que lloraré. Emper. Alzad del suelo, bella Sivila, tomad, Dale un lienzo. recoged en este lienzo líquidas perlas, que cuajan vuestros ojos: yo os prometo castigaré à Federico con mas moderado extremo, que habeis creido: id á verle, esta licencia os concedo:

tendréis en la Ciudadela, Sivila, el alojamiento, y vuestra persona queda á mi cargo. Sivil. Quiera el Cielo, que vuestra vida se cuente por siglos, señor, eternos. Niño. Algun dia llegará, que veréis os lo agradezco, que esta espada, en siendo grande, será para defenderos. Emp. A Dios, señora. Sivil. El os guarde en sus mayores aumentos. Emp. Duque, no diréis que no hago Vase. lo que pedis. Duque. Ya lo veo; mas si es Elector Mauricio, lo errasteis de medio á medio. Rey. Yo os doy mil enhorabuenas del felice logro vuestro. Sivil. Vuestra Magestad, señor, tiene un hermano muy bueno. Rey. Siempre miraré por vos. Vase. Sivil. Y de vos será mi afecto. Princ. Creed, señora, que haré Vase. quanto pueda por vos. Sivil. Creo, que así lo hará vuestra Alteza, y estimo su ofrecimiento. Duque. Señora, el Duque de Alva asegura á vuestro pecho

asegura á vuestro pecho mirará vuestros quebrantos, como suyos: yo os prometo procuraros el alivio, ya que dárosle no puedo. Mi hijo os asistirá por mi parte: ola, mancebo, llegaos acá; conocedle, pues vigilante y atento, por él, y por mí, sabrá cumplir por los dos á un tiempo.

sivil. Muchas cosas, señor Duque, antes de vos me dixéron, pero me dixéron poco, segun lo que ahora estoy viendo; pues en la Guerra y la Paz sabeis juntar los extremos, si Marte Guerrero allá, Político acá, y discreto.

Duque. Sabiendo vos, que yo os sirvo, quedo gustoso y contento.

Maur. Hermana, yo de mi parte nada deciros prevengo, pues por mi hermano y por mí sé la obligacion que tengo.

Sivil. Don Fernando, adonde está mi esposo, llevadme luego.

Fern. Venid, señora, conmigo.

Duque. Perdonadme, que no puedo yo hacerlo: el Emperador me espera, faltar no debo: de mi hijo vais asistida, y que allá os sirvo mas creo. Vase Tocan Caxas destempladas.

Sivil.: Qué es esto? Fern. Los Españoles, señora, al veros, se han puesto sobre las armas, y en tierra las han rendido, queriendo así demostrar que toman parte en vuestro sentimiento.

Sivil. ¿Quién les ha dado esa órden? Fern. Nadie, señora, que el genio es tal de los Españoles, que en lances de lucimiento y urbanidad, ser bizarros se lo deben á ellos mesmos.

Sivil. O pechos los mas heroycos! ahora reconozco y veo, que si sois los mas valientes, tambien sois los mas atentos. Toda mi vida estaré reconocida al afecto que mostrais, y si la suerte me hubiera dexado medios, esta fineza os pagara; pero no puedo, no puedo, que estoy tan pobre, que ya de lo que fui no me acuerdo; pero siempre en mi memoria tendré esta accion, si el tiempo me trae á mejor fortuna, premiarla y pagarla espero; y hásta entónces, admitid mi fino agradecimiento. Vanse.

Maur. Felice, bella Leonor, querido y amado dueño, que despues de tanta ausencia otra vez á verte vuelvo.

В 2

Leon. ¡Ay Mauricio! ¡quién diria::mas detenerme no puedo, pues seguir à la Electriz es fuerza; pero te espero con brevedad: tú procura con cautela y con secreto saber la estancia, y Laureta te aguardará, porque hablemos de nuestras pasadas glorias, que otra vez van renaciendo. Maur. Puntual, Leonor, me verás. Laur. Señor, ¿ ya no merezco una memoria siquiera? Maur. Soy, Laureta, siempre el mesmo. Leon. Pues con brevedad te aguardo. Maur. Ruego à Amor que abrevie el tiempo. Vanse, y sale Federico en la prision. Feder. Ya que has logrado fortuna, sin poderme resistir, los tiros que tu inconstancia contra mí quiso esgrimir, que prisionero me veo, sin lustre de lo que fui, perdiendo en un dia, quanto en muchos pude adquirir: no ceses, no, en tus rigores, acaba una vez, en fin, con la miserable vida, que solo me queda aquí, porque el que está como yo, ¿ para qué quiere vivir ? Yo, que he logrado en el Orbe aplausos en su confin: yo, pues, que á mi Religion constante siempre asistí: yo, que Elector de Saxonia, de todos me hice servir: yo, que un Exército ayer con emulacion regi: yo, que con mi amada esposa acompañado me ví, mis hijos y mis parientes, ; he de mirarme hoy así! ¡ Yo puesto en una prision, en donde vengo á medir las infinitas mudanzas, que el tiempo tiene entre sí! ¡Yo, sin que á mi Religion pueda de nuevo aplaudir!

Yo abandonado, sin que nadie me venga á asistir! ¡ Yo sin aplauso en las Armas. pues ya la opinion perdí! ¡Yo sin mi esposa! esto solo es lo que llego á sentir; esto solo me penetra el corazon (¡ay de mí!) que no es yerro aquel que pára sobre uno solo, aquel si, que eslabonándose á otros, llegan sin causa á incurrir. Mis hijos, que estan sin culpa, mi esposa, á quien no creí, han de pagar los errores, que yo solo cometí! Esto solo::- mas parece que la prision siento abrir: disimule mi pesar, porque un corazon gentil, sus penas y sentimientos á todos ha de encubrir. Salen Don Fernando, Sivila y el Niño. Fern. Llegad, señora, que yo os quedo esperando allí. Feder. Cielos ¿qué veo? Sivil. Mi esposo, mi señor, no vengo aqui á aumentaros el dolor, tan solo vengo á cumplir con lo que me toca, que el tiempo no ha de decir, que Sivila Cleves, no procuró con ansias mil daros alivio en las penas, y ayudaros á sufrir. Estos son trances de Guerra, en un pecho varonil no han de poder las desgracias su quietud interrumpir. Ya sucedido el estrago, solo se debe inquirir el modo de repararle, no el de dexarse afligir. Ya el Emperador me dió (a quien postrada pedí) palabra, que con piedad os mirará á vos, y á mi. En estando yo con vos, nada puedo ya pedir,

aunque en una humilde choza estemos, porque allí al fin, las vanidades mundanas no nos han de perseguir. Con nuestro hijo, señor, en una paz mas feliz, podemos vivir gustosos, sia rezelar ni sentir.

Niño. Padre, dice bien mi madre, y si yo, que mas perdí, me consuelo, ¿por qué usted no se consuela? Feder. ¡Qué oí! Sivila: :- (¡muero de pena!) hijo mio::- (proferir no puedo ni una palabra, que la garganta á oprimir me ha llegado el desconsuelo ) conozco lo que decis, y el mismo conocimiento es una muerte civil, que va acabando conmigo. A Cárlos Quinto ofendí, y mi desdicha la siento por lo que te toca á tí.

Sivil. Es Rey piadoso, y me dixo lo que te he dicho. Feder. ¿ Qué en fin, con piedad será el castigo? Sivil. De esa suerte lo creí.

Feder. ¿Y vos estais consoloda? Sivil. Si vos lo estuviereis, sí. Feder. Hijo, consuela á tu madre.

Niño. Yo la quiero divertir, mas siempre en llorar, no cuida de comer, ni de dormir: bien, que ayer ni pan tuvimos, y me dió un desmayo á mí.

Feder.; Ay Cielos! Sivil. No lo creais. Niño. Es verdad. Feder. Padre infeliz! ; ay esposa! quién hubiera::-

no me puedo reprimir. Sivil. Esposo: :- el llanto me ahoga. Llora.

Niño. ¿ No miran que estoy aquis si se ponen á llorar,

¿qué haré yo?

Feder. Esposa (¡ay de mí!) retiraos. Sivil. Voy, señor, pero suplicandoos: :- Feder. Dí. Sivil. No os aflijais, porque el Cielo dará consuelo. Feder. Es así;

y entre tanto: :- Sivil. Y entre tanto: :-Feder. A padecer: :- Sivil. A sufrir: :-Feder. Que el Cielo: - Sivil. El hado: :-Feder. La suerte::-Sivil. Se han de cansar: :-Feder. De influir::-Sivil. Desdichas. Feder. Penas. Sivil. Zozobras. Feder. Sentimientos. Sivil. Porque al fin: :-Los dos. Con el tiempo ha de acabar el padecer y el sentir.

### \*<del>}</del>

#### JORNADA SEGUNDA.

Descúbrese el Trono, y en él quatro sillas, y en las tres estarán sentados el Emperador, el Rey y el Príncipe de Hungría, y salen por un lado el Duque, Don Fernando, Mauricio y acompañamiento. y por el otro Federico con manto y corona Ducal, Don Alfonso, Sivila, el Niño, Madama Leonor, y Mosquete.

Emp. Fernando, Rey de Romanos, que en tal acto no he querido llamaros hermano, por justificar mis designios: noble Principe de Hungria, del mayor aplauso digno: heroyco Duque de Alva, admiracion de los siglos: valeroso Don Fernando, Deudos, Vasallos y Amigos, á quien debo la Corona, que sobre mis sienes ciño: á la mas gloriosa accion, que puede hacer Cárlos Quinto, os convoco, estadme atentos, pues habeis de ser testigos de la mayor bizarria, que se ha visto, ni se ha oido. Ap.

Sivil. O Cielos, si en mi favor

os declaraseis benignos! Feder. Fortuna, á tus inconstancias Ap. no has de rendir mi albedrío.

Emp.

Emp. Ya sabeis que de esta guerra (sierpe, ó monstruo vengativo, que al mismo que la sustenta, no perdona enturecido) fuéron dos las circunstancias, han sido dos los motivos. El primero, fué mirar por la ley del Uno y Trino, que torpemente ultrajada (; con qué dolor que lo explico!) por los Sectarios Hereges, todos los Templos se han visto hechos depósitos tristes de sus infames delitos. Y el segundo, castigar los rebeldes enemigos, que á mi poder le negáron el vasallage debido. Una y otra causa son fundadas por Federico, que dando abrigo á Lutero, monstruo infernal del Abismo, ha escandalizado el Orbe, ofuscado, y sin sentido. Quiso Dios, porque su Iglesia triunfase con mayor brio, ganasemos mas victorias (¡con qué gozo lo repito!) que tiene Estrellas lucientes ese Globo de Zafiro. Bien se ve, que estas dos culpas son dignas de gran castigo; pues siendo, la que á mí toca la mas pequeña, averiguo, que es de lesa Magestad, y por ella ha merecido, que en un público cadalso rindiese el cuello nocivo: con que la que á Dios le toca, siendo mayor, ya está dicho, quán grande satisfaccion se ha de dar á gran delito. La causa de Dios defiendo, solo ella me ha movido, no el interes, de que siempre haré á los Cielos testigos. Y para mayor certeza de todo lo que aquí digo, y que perdonando culpas,

á Dios que me crió imito; á Federico concedo la vida, de que no es digno. Ya le perdono mi ofensa, y si fuere sola, afirmo, que por castigo le diera solo el haberle vencido: pero porque vea el mundo, que aunque soy Monarca pio, las causas de Religion con justicia las dirijo; viviră para escarmiento, del honor desposeido del Electorado, pues no fuera al mundo bien visto dexase contra la Iglesia, Esposa de Jesu-Christo, un Rebelde poderoso, que cruel, soberbio é impio, procurase destruirla, como ya otra vez se ha visto. Y para que nadie crea (otra vez vuelvo á decirlo) que me mueve el interes de Electorado tan rico, de Federico le tomo, para darsele á Mauricio. Todos sabeis, que leal, prudente, alentado y fino, contra su hermano y su patria, me ha ayudado, y me ha seguido. Esto ordeno, y esto mando, pues demostrar he querido, que si castigo al que ofende, que premio al que me ha servido. Maur. Cielos, parece que ya Ap. voy encontrando el camino, para que mi Religion renazca; pero es preciso cautela, tiempo y silencio, que me han de dar el arbitrio. Duque. No hubo forma de apartarle Ap. de tan errado capricho. Rey. No sé si yerra mi hermano. Ap. Princ. No sé si acertado ha sido. Leon. ¡ Qué oigo! ¿ Mauricio Elector? jo qué felice destino! Ap.Emp. La renuncia, pues, firmad, vuestra esposa y vuestro hijo

del

del derecho que teneis,
y que hasta aquí habeis tenido;
haciendo ver de este modo,
que harto piadoso he sido,
pues os conservo la vida;
y seguramente digo,
que á no ser de Dios la ofensa,
aun fuera menor castigo:
pero ha de decir el Orbe,
que executó Cárlos Quinto
la mas heroyca piedad
con su mayor enemigo.

Feder. Invencible Carlos de Austria, portento, asombro y prodigio, á quien no puede la fama dar los lauros merecidos. Monarca el mas piadoso, pues á mis grandes delitos, con tanta benignidad los perdonais con cariño: no solo debo quejarme de la sentencia que he oido; pero ántes daros las gracias es fuerza, quando registro me quitais los grandes bienes, pues ellos la causa han sido á formar la rebelion de que estoy arrepentido. La vida me dais, y os juro seros tan agradecido, que ofrezco sacrificarla, señor, en vuestro servicio. Para libertar la vuestra, à los mayores peligros he de exponerme, mostrando de este modo, Rey invicto, de quánto puede en un noble un favor, que ha recibido. La renuncia firmaré, no veréis, que me resisto, que yo voluntariamente, conociendo os he ofendido, hasta mi vida ofreciera, señor, con gusto á un cuchillo. Solo lo que siento es (aquí con razon me aflijo) que á mi esposa la comprehenda pena, que no ha merecido, pues siempre leal con vos,

con discurso peregrino, intentaba desviarme, mostrándome el precipicio. Por ella, señor, lo siento, y por mi hijo querido, que ya en la flor de sus años triste y desgraciado ha sido. No paguen culpas del padre la madre, señor, y el hijo, todo sobre mi recaiga, pues solo lo he merecido. Esto humilde á vuestras plantas una y mil veces suplico: Arrodillase. esto os ruego, gran señor, esto, noble Cárlos, pido, para que luego la fama cante con aplausos dignos de vuestras grandes hazañas los elegios merecidos.

Niño. Padre, ¿por qué llora usted? si algun agravio le han dicho! por vida de::- Empuña la espada.

Duque. ¡Hay mayor gracia! Dios te bendiga, chiquillo. Sivil. A vuestras plantas postrada con el modo mas rendido, las justas debidas gracias con mi corazon os rindo. Yo os agradezco, señor, el que andeis tan compasivo, que à mi esposo le otorgueis la vida, como habeis dicho: mi gratitud llegará al extremo mas crecido, y siempre de complaceros he de buscar los motivos. Mi hermano el Duque de Cleves, leal en vuestro servicio, desde hoy será mas afecto, pues llegará á sus oidos la noble heroyca piedad, que mi esposo ha conseguido. La renuncia que decis, que he de firmar, yo me obligo á firmarla, y firmará tambien mi hijo conmigo. No anhelo bienes del mundo, pues ya, gran señor, he visto,

que aquel que no los posee,

es el que vive tranquilo. Ya que ha logrado mi esposo la vida, puesto que he sido tan dichosa, no apetezco bienes, ni aplausos mentidos. Con mi esposo viviré, y con mi hijo, en el abrigo de una parda obscura cueva, sin rezelo y sin peligro. Y quando aquesta me falte, prótugos, y sin destino, el mundo atravesarémos. por si en Reynos escondidos logramos hallar descanso de tanto fiero conflicto. En un monte solitario, sin sustento, y sin abrigo, sufriendo de Agosto ardores, sufriendo de Enero frios, harémos mansion, señor, porque tal vez hemos visto se encuentra aquí la quietud, y no en los Palacios ricos. Y en prueba de mi verdad, y que siento lo que digo, juro á los Cielos, los Astros, á los Planetas, los Signos, Luceros, Sol, Luna, Estrellas, Hombres, heras, peces, rios, troncos, prados, selvas, flores, aves, fuentes, llanos, riscos, ayre, agua, tierra, fuego, y quanto está comprehendido en uno, y en otro Globo, que á esto solamente aspiro, esto solamente quiero, esto solo solicito; Arrodillase. para salir de una vez de tan ciegos laberintos, en que solo se padecen ansias, penas y suspiros. Niño. ¿Qué tambien llora usted, madre? ¿pues qué haré yo siendo niño? no llore mas, madre mia. Rey. Hermano, tengo creido, que no acertais. Princ. Yo, señor, del mismo modo imagino. Emp. Esta es ya resolucion:

será decente, ni digno,

que falte yo á mi palabra? Duque. No; pero el consejo::-Emp. Primo, quando quieren los Monarcas, se valen de su dominio. Duque. Bien, señor; mas si lo errais, os quejaréis á vos mismo. Emp. Firmad luego la renuncia, Federico. Saca el Duque una cartera donde firman los tres. Feder. Ya la firmo: fortuna, de tu inconstancia, ¿quién exênto se habrá visto? Firma. Emp. Firmadla, Sivila, vos. Sivil. ¿ Para qué, fatal destino, quien vive para desgracias, le sirve el haber vivido? Firma. Emp. Haced, que vuestro hijo firme. Sivil. Hijo adorado, bien mio, que para ser desgraciado, basta el haberte querido, firma tu misma desdicha, pues la suerte así lo quiso. Niño. ¿Y qué es lo que he de firmar, que ántes saberlo es preciso? Sivil. Que renuncias el derecho del Estado, que ha tenido tu padre. Niño. ¿ Pues cómo, madre, tal me decis? Sivil. Es preciso. Niño. ¿Preciso desheredarme de lo que yo sé que es mio? pues luego ¿cómo podré mantenerme, ni asistiros, como quien sois? ¿ no mirais, que no es razon? Feder. Al oirlo, el corazon se me arranca. Niño. ¿ Pues qué causa, ó qué motivo hay para esto, madre mia? Sivil. Librar así (¡mal me animo!) hijo, la vida á tu padre, pues tú pagas su destino. Niño. Madre, no os desconsoleis: siendo así, ya no replico: por dar la vida â mi padre lo haré, aunque esté reducido á pedir una limosna, hasta que yo haya crecido, para poder manteneros,

Firma.

que

Mas noblemente pagada.

Ap.

que esto hacen los buenos hijos.

Emp. Pues ahora despojadle
del honor no merecido,
y con aquesas insignias
luego adornad á Mauricio.

Le quitan el manto y corona á Federico, y pónenselo á Mauricio.

Maur. Fortuna, para tu rueda. Ap.

Emp. Sentaos. Sientase entre el Rey y el Emperador. Leon.; Qué regocijo! Ap.

Maur. ¡ O si supieras, que al aspid le das en tu pecho abrigo!

Emp. Rendidle, pues, la obediencia. Feder.; Esto mas, Cielos divinos! Ap. Sivil.; Quándo acabará mi vida, Ap.

pues tan sutil es ya el hilo!

Feder. Ya, gran Señor, obédiente ante el Elector me humillo; pero en mí mismo tendrá un espejo cristalino, que le muestre mi desgracia, para que pueda advertido mirar bien lo que ha de hacer, y que si yo hubiera sido mas prudente, no se viera del modo que ahora le miro. Sed prudente, porque no sabeis el tormento impio, que es ganar honores, para hallarlos luego perdidos.

Bésale la mano de rodillas.

Sivil. Ya que mi infeliz desdicha
á este estado me ha traido,
y que no quieren los hados
que muera á tanto martirio,
quizá porque mas padezca,
gustosa, señor, me rindo.

Bésale la mano de rodillas.

Maur.; Quién pudiera declararse! Ap.
pero fingir es preciso.

Sivil. Hijo, arrodillate alli.

Niño. ¿ Que me arrodille, y he visto, que lo que á mí me tocaba me ha quitado? eso no, digo, que no me he de arrodillar, y si fuera grande::- Empuña.

Sivil. Ay hijo!

Niño. Me la habia de pagar.

Maur. Llegaos acá, sobrino.
Niño. A quien es contra mi padre,
no le conozco por tio.

Emp. Mauricio, venid: Hermano,
Príncipe; venid conmigo:
vamos, Duque. Duque. Yo no puedo:

luego, gran Señor, os sigo.

Vanse el Emperador, el Rey, el Príncipe, Mauricio, Leonor y acompañamiento.

Fern. Triste espectáculo! Vos señor, tened entendido, ya que yo, por mi desgracia, fuí quien prisionero os hizo, que siempre os profesaré aquel afecto expresivo, que en el ámbito del Orbe valiente habeis adquirido. Y que en qualquiera ocasion, lance, infortunio, ó peligro, que de mí os valgais, os juro con ley del duelo preciso, que pronto me encontraréis, sin que excusas, ni desvíos me impidan obedeceros, pues ciego, y sin albedrío, á no ser contra mi Ley, y mi Rey, segun os digo, pena de mal Caballero, que os halleis obedecido.

Feder. ¿ Eso ofreceis? Fern. Eso ofrezco. Feder. ¿ Eso afirmais? Fern. Esto afirmo. Feder. Dadme la mano. Fern. Con ella el alma y vida os dedico.

Danse las manos.

Feder. Ya, desgracia, me ofrecistes en tus rigores alivio, pues es parte de consuelo, á quien todo lo ha perdido, tener el dichoso acaso de encontrar un buen amigo.

Duque. Vos, señora, retiraos; pero tened entendido, que el Duque de Alva está empleado en vuestro servicio. Yo haré con su Magestad::- mas nada haré, yo os suplico descanseis de las fatigas, señora, que habeis tenido.

Vase.

La mas heroyca piedad Yo haré vaya vuestro esposo ni puede ser noble un hombre, á veros desde el Castillo: ni puede ser bien nacido, y pues ya el dia se acaba, que á desdichas de mugeres quieroos dexar advertido, no se muestre compasivo. que luego irá de mi parte Salen Mosquete y Laureta con una luz. un Escudero: el aviso Mosq. Ya que cumplí de Escudero, le dad á alguna criada, por ser á mi amo obediente, siendo así, que los criados porque pueda recibirlo. Sivil. No es nuevo en vos, señor Duque, nunca hacemos lo que quieren, tal proceder: ved, que os fio, oiga, Madama Laureta, no mi vida, que no importa, dos palabritas. Laur. ¿ Qué quiere? sí la de Alberto. Niño. Abuelito, Mosq. Solo que sepa la quiero: mire usted si he sido breve. ¿ me darán de merendar? Duque. No hará nada falta, Niño. Laur. Eso es ser muy atrevido. Sivil. El Cielo os guarde. Vase con el Niño.º Mosq. Eso es, que usted no lo entiende, que en amor la claridad Duque. Id con Dios, y perdonad, que no os sirvo. es lo que mas se agradece. Laur. Pero ha de ser con obsequio, Fern. Yo iré, señor. Duque. No, Fernando, y cortejo reverente, ir conquistando el cariño que te he menester conmigo. por un camino decente. Fern. Ve tú, Mosquete. Mosq. Eso si, que es acertado en mi juicio, Mosq. Los Españoles no gastan esos dimes y diretes; pues no hay para guardar, como ellos son de golpe en bola, Vase. los Mosquetes y los tiros. y muy poco se detienen. Duque. ¿ Fernandillo? Fern. ¿ Qué mandais? Pues no está la del retrato, con ésta es bien me contente. Duque. Mirad, con grande sigilo Laur. Puesto que ya ha despachado, un cofrecito de joyas, no tiene que detenerse. que está en el bufete mio, Vase. Mosq. Ya me voy. llevaréis à la Electriz; Sale Madama Leoner. pero os encargo é intimo, Leon. ¿Qué haces, Laureta? por ningun caso digais Laur. Esperar á que vinieses. esto á nadie: ¿ ois? Fern. Advertido Leon. Pues que ya la noche empieza quedo, señor. Duque. Id al punto, á extender, segun parece, cuidado, lo dicho dicho. de sus denegridas sombras Fern. O Cielos! ¡quánto me alegro, el manto, Laureta, vete, que mi padre condolido y esperarás á Mauricio; se muestre de la Electriz! y para que no se yerre, El retrato, que ha perdido, quita esa luz, y á mi quarto y que Mosquete se halló, le conduce quando llegue. Ilevársele determino Vase con la luz. Laur. Está bien. con las joyas de mi padre, Leon. O, quiera Amor, que este es decoro debido que el tiempo su curso abrevie! á su dueño, y mas, que estando Sale Federico. de diamantes guarnecido, Feder. Pues el Duque, generoso en su infelice fortuna ha querido concederme puede serle muy preciso. venga á ver mi amada esposa, ¡Quién pudiera sus honores

volverle! porque no ha sido,

aunque oculto::- Leon. Irme conviene

á mi quarto, ántes que venga Mauricio. Vase.

Sale Don Fernando con un cofrecito de joyas en la mano.

Fern. Pues que la suerte hizo que encontrase abierto, por si acaso dar pudiese á la Electriz estas joyas, me he entrado hasta este retrete. Sin luz todo está.

Sale Sivila.

Sivil. Esperando
estoy (¡ay de mí!) impaciente
al que de parte del Duque
ha de venir, pues no quiere
mi cautela de criadas
para este lance valerse.

Feder. Como ignoro donde estoy::- Fern. Como no sé donde puede

su quarto estar::Feder. Todo es pasmo.
Fern. Todo horror.
Sivil. Si no me miente
el oido, pasos siento.
Feder. Ruido escucho.

Fern. Gente viene.

Sale Mauricio.

Maur. No me ha esperado Leonor, como dixo; y pues á verme llego aquí, y todo yace en obscuras lobregueces, veré si encuentro su estancia.

Feder. Quiera Amor su quarto encuentre.

Sivil. ¿ Es Fernando?

Encuentra Sivila con Mauricio.

Maur.; Qué he escuchado! Ap.
sin duda (¡Cielos, valedme!)
mudable y falsa Leonor,
como todas las mugeres,
le está esperando, y por eso
no me aguardó. Iras crueles,
¡ qué es esto que por mí pasa!

Feder. ¿ Quién va? Encuentra Federico con Don Fernando. Fern. ¿ Qué oigo? ¡ lance fuerte! Sivil. ¿ Qué escucho? yo me retiro

por si Federico fuese. V

Feder. Diga quien es. Fern. ¿ Qué he de hacer?

 $A_{p}$ .

que si restado y valiente la espada saco, es hacer que el secreto se revele, que me ha encargado mi padre, y quizá habrá quien sospeche en desdoro de Sivila. Si me vuelvo, ha de tenerme por un hombre indigno; mas pues me ampara y favorece la noche, y no me conoce, será mejor que me ausente, que en todo trance el honor de una Dama ha de atenderse.

Feder. No responde?

Fern. Vive Dios,

que he llegado á conocerle
en la voz, y es Federico.

Maur. ¡O Cielos, quién tal creyese! Fern. Quiero fingir un engaño, por poder satisfacerle, no aventurando el honor, que à la Electriz se le debe. Si como yo he discurrido sois de la Electriz sirviente. sabed, que una noble Dama de las que la Electriz tiene, es bello iman, que me arrastra con su hechizo dulcemente. Pues que no nombro á ninguna, mi lengua á ninguna ofende. A verla vine esta noche, sin que avisada estuviese: pero pues ya no es posible,

decidla (este gusto hacedme) que vine á adorar su cielo, tan amante como siempre. Conmigo y con él cumplí, ahora ausentarme conviene.

Al irse encuentra con Mauricio, y cae-

sele el cofrecito.

¡ Mas ay de mí! que con otro he tropezado. Maur. ¿ Quién viene? Fern. La puerta he encontrado: ¡ Cielos, que el retrato aquí se quede! Vase.

Maur. ¿ No respondeis?

Feder. Solo os digo,

que si como ántes me advierte vuestra voz, solo una Dama de la Electriz á esto os mueve:::-

C<sub>2</sub>

Maur.

Ap.

La mas heroyca piedad

Maur. Sin duda fué Don Fernando, Ap.

(¡ó qué desdichada suerte!)

el que esto dixo. Feder. Advirtais,
que es mucho sagrado éste,
para que le profaneis
con modo tan indecente:
esto os digo, como que
soy yo mismo á quien se ofende,
y así, idos pues.

Maur. Aunque ignoro,
qué hombre puede ser aqueste,
no me toca averiguarlo:
y pues Fernando parece
que se ha ausentado, en su busca
irá mi cólera ardiente,
donde dolencias de zelos
con el acero se templen.

Feder. Idos presto. Maur. Agradecido, y obligado es bien os quede. Vase.

Feder. Qué diferentes cuidados son los que los hombres tienen, pues quando penas padezco excesivas y crueles, en amorosos cuidados hay otros que se divierten!

Tropieza con el cofrecito, y lo levanta todo.

No sé con qué he tropezado; pequeña caxa se advierte, y unas joyas junto á ella, segun el contacto ofrecen. Sin duda, que amante fino, á su Dama quiso hacerle esta expresion: ¿ quién será la Dama? pero allí viene Laureta con una luz; con ella mas fácilmente veré qué es esto.

Sale Laureta con una luz.

Laur. ¿ Que puedan
darle un chasco tan solemne
á una muger como yo,
que hace un hora, que peremne
espero á Mauricio, quando
por eso dixe se fuese
Mosquete, á quien quiero, aunque
hago melindres y dengues?

Feder. ¿ Laureta? Laur. ¿ Quién llama? Feder. Yo. Laur. Señor, ¿ pues tú de esta suerte?

Feder. Habla quedo, y esa luz

arrima. Laur. ¿ Pues qué pretendes?

Feder. Recoger aquestas joyas:

este retrato parece Mira el retrato.

será de::- ¡ el Cielo me valga!

¡ ay de mí!; qué me sucede!

Taur. : Pues qué te ha dado, señor?

Laur. ¿ Pues qué te ha dado, señor ? Feder.; Ay triste! Laureta, vete á recoger; pero mira, no á tu señora reveles, ni á nadie, que he estado aquí,

porque te daré la muerte.

Laur. No hablaré mas que un Frances,
quando el Español no entiende.

Dexo la luz? Feder. Déxala.

¿ Dexo la luz? Feder. Déxala. Laur. ¡ Qué semblante de Oloternes! Vase. Feder. Ahora, pensamiento mio, que en los inciertos vayvenes, que el baxel de mi discurso, sin norte, que le gobierne, sin piloto, que le rija, nautraga, si no se pierde. Ahora, pensamiento mio, tú y yo, que entremos conviene á sondear de este golfo los peligros evidentes, por ver si puede excusarse, que tristemente se anegue. ¿No le basta á la inconstante mentida engañosa aleve infiel fortuna, lograr en tal estado ponerme, que objeto de sus rigores, de sus iras, y desdenes, soy la fábula del mundo, y el asombro de las gentes? ¿ No le basta despojarme de aquel honor eminente, que dignamente lograba, que posei ilustremente, donde conseguí, que humanos sacrificios me rindiesen? ¿ No le basta, que mendigo, prisionero à verme llegue, rindiéndole adoraciones á un hermano, que rebelde vendió por el interes

Religion, Patria y Parientes?

Mas noblemente pagada.

Pues si aquestos infortunios ( ;ay de mí!) son suficientes, á que la mayor constancia en ellos se desespere, para qué quiere anadir los zelos: :- labio, detente, refrena ese vil-acento, que el corazon se estremece. Apuremos el discurso: yo, ¿qué motivo patente tengo para esta sospecha? haber encontrado este retrato, y tambien un hombre, que por una Dama viene, segun dixo: esto bien pudo ser casualidad, bien puede: mas si eso fuese, ¿á qué fin este retrato (jansia fuerte!) podia estar en el suelo, y estas joyas? luego infiere esto, que mi esposa es parte en el delito, y me ofende; porque el hombre, pudo ser, que en la voz me conociese, y se disculpase asi, por si ofuscarme pudiese. No hay duda: si hay duda, pues. mi esposa es noble y prudente, y en mugeres de su esfera, que dexan de ser mugeres, ni aun los leves pensamientos, no se atreven por aleves. Pero mal digo, mal digo, pues las historias contienen mil exemplares, que ahora á mi memoria se vienen. 🚈 O discurso, y qué sutil estás, porque me atormentes! ¿Quién este hombre podrá ser, que aquí entró tan libremente? ¡Que anduviese yo tan ciego, que no le reconociese! ¡O pese á mí! que ofendido, no conozco á quien me ofende. ¿Qué he de hacer, honor? mas yael remedio tú me ofreces, y ese mismo he de tomar. Mi esposa::- mal dixe, esebasilisco, esfinge fiera,

que halaga con lo que muerde, me ofende con un traidor, que no llego á conocerle. De él no puedo ahora vengarme, pero mis iras crueles harán por poder lograrlo las diligencias mas fuertes. Y ahora contra mi esposa::otra vez el labio miente: y ahora contra Sivila doy la sentencia de muerte. Muera Sivila, no muera; si muera, porque el mas leve ápice contra el honor esta venganza merece. Y ya que en tanta desdicha ningun remedio hay que espere, caiga el Cielo sobre mí, los mongibelos ardientes, que dentro del pecho abrigo, entre sus llamas me aneguen. Abra la tierra sus senos, para que en ellos me entierre. Los montes precipitados ocultenme de las gentes. No me alumbre claro el Sol, no se muestre el dia alegre, niégueme la tierra el fruto, no me den agua las fuentes; el Cielo muestre rigores, los Astros iras me muestren, todos sean contra mí, desgracias experimente, no llegue á tener consuelo, siempre en tristezas me encuentre, hasta que pueda decir, al ver lo que me sucede; Cielos, ó dadme paciencia, ó haced que á vengarme llegue. Vase. Sale Mauricio.

Maur. No he encontrado á D. Fernando, por mas prisa que se dió mi diligencia (¡ay de mí!) ¡en qué fuerte confusion me encuentro! busco á mi hermano para hacerle sabedor de mi pensamiento, y busco á Fernando con ardor, para vengar de unos zelos

La mas heroyca piedad

el insufrible rencor. Ya la Aurora ver se dexa, y he visto al Emperador, que va recorriendo el Campo: déxame un rato, dolor. Sale Federico.

Feder. Males, que como cobardes no uno solo se atrevió á venir, sino que unidos venus para mas rigor; suspended la crueldad, que ya el ánimo faltó á los continuados golpes con que el hado me afligió.

Maur. ¿ Mas no es este Federico?  $Ap_*$ válgome de la ocasion, en tanto que á Don Fernando puede encontrar mi furor. Federico, amigo, hermano, supuesto que hay proporcion, atiende, que á revelarte la mitad del alma voy.

Feder. Aunque de un hermano infiel ( pero mi labio mintió, que no puede ser mi hermano, quien infame procedió) aunque de un hombre, que infiel por la codicia, vendió su misma Patria, no debo acordarme, quiero hoy escucharle atentamente, por ver si acaso inventó para su mayor ultrage su vileza otra traicion.

Salen al paño el Emperador y el Duque. Duque. Ya que las líneas del Campo estan á la perfeccion::-

Emp. Tened, Duque, y escuchad lo que hablan. Duque. Sin rumor, desde aqui oculto podréis saber la conversacion.

Emp. ¿ V uestro error ácia Mauricio aun no se desengañó?

Duque. No, señor, que estoy creyendo, que es infiel, voto á brios.

Emp. Eso es tema. Duque. Eso es verdad, yo soy mas viejo que vos. Emp. Ya está hecho, primo.

Duque. Muy bien; pero si fuere traidor, veréis à quién apelais. Emp. Tan solo a vuestro valor.

¿ pues quién puede eso dudarlo? Duque. Entónces no querré yo, que no he de pagar por cierro lo que vuestra tema erró.

Emp. Bien está, Duque.

Duque. Me huelgo: ya sabeis que este es mi humor. Maur. Federico, hermano, amigo, aunque con tanto baldon me has tratado, yo te asirmo, que no has tenido razon. Ciego estás en un engaño, y porque veas mejor, que en nada llegué à ofenderte, oye la satisfaccion. Confieso, que abandoné (y así el mundo lo creyó) Religion, Patria y parientes, y que del Emperador segui contra ti sus armas; pero aquesto no fué, no por voluntad, sino fuerza, que harto mi pecho sintió. Yo me hallaba sin socorro, y en tan misera estacion, expuesto á que prisionero, sin arbitrio del valor, me hiciese Cárlos de Gante, que otro elogio no alcanzó. Con aqueste fingimiento, he logrado su favor; pero no fué realidad, pues mi pecho conservo

el afecto de su ley, contra Cárlos el rencor, Si admití la investidura, tan solo fué por mejor disimular, y lograr lo que ha dias, que penso mi valor, para salir de esta injusta sujecion. Yo tengo en toda Alemania confidentes, ya juntó

mi industria Tropa y dinero, que en nada se descuidó.

Si unidos, pues, peleamos, véras logra nuestro ardor, quitar lo que tiene Cárlos en una y otra Region. Yo entonces te volveré la investidura, y los dos de Alemania, y aun del mundo serémos pasmo y terror. Para mas asegurarnos en tan peligrosa accion, yo mismo mataré á Cárlos: muera::- Feder. Suspende la voz, que me avergüenzo de oir tan infiel proposicion. No eres mi hermano, es mentira, y si alguno lo pensó, vive el Cielo, que le arranque su pérfido corazon. Quando su benignidad te dió el amparo mayor, y el Electorado á mí me quita, que á tí te dió, ¿lo agradeces de esa suerte? ¿ no te avergüenzas, traidor? Yo levanté contra Cárlos tan sangriento rebelion, es verdad, pero tan solo me movió la Religion. Logró hacerme prisionero, y quando esperaba yo me pusiese en un cadalso, pues mi error lo mereció, fué tan grande su clemencia, tan grande su compasion, tan heroyca su grandeza, que la vida me dexó. Esta deuda he de pagarle, en obligacion estoy de defender su Real vida, por la que me concedió. Mira lo que haces, Mauricio, porque he de ser desde hoy argos, para defenderle de tu villana ambicion. Y si no fuera, porque juzgaran que era rencor, porque del Electorado à tí el honor transfirió, vive el Cielo, que yo mismo,

á impulsos de mi furor, te hiciera aquí mas pedazos, que tiene átomos el Sol. ¡ Que quando estoy de mi esposa . ofendido (¡ qué dolor!) piense mas, que en la venganza. de ella, y del que me ofendió! ió, si supiese quién es! Emp. ¡Qué es lo que escuchando estoy! Maur. Eso es ser contra la Patria. Feder. Es mostrar que noble soy. Maur. Mira la causa comun. Feder. Contra mi decoro no. Maur. ¿ Y la Religion? Feder. Por ella hice lo que me tocó. Maur. Sigue mi intento. Feder. Es infamia, y esa en mi no se encontró. Maur. ¿ Mo fuiste tú contra Cárlos? Feder. Si, pero no con baldon, sino armado en la Campaña, peleando con honor. Maur. El honor ya queda exênto, pidiéndolo la ocasion. Feder. Mas que libre infame, quiero ser preso con opinion. Maur. En tal caso no la pierde. Feder. El que como tú pensó. Maur. ¿ Qué no quieres? Feder. No te canses. Maur. Mira::- Feder. No escucho. Maur. Que voy, en que mudaras de intento. Feder. Tu falsedad te engañó: no te precipites ciego, Ap. que el mundo, verá en mí hoy la mas heroyca piedad, que Cárlos executó, mas noblemente pagada, cumpliendo mi obligacion. Maur. Oye, escucha. Emp.; Absorto quedo! Duque. ¿De qué es esa suspension? Emp. De nada: id luego al punto, sin que pongais dilacion, y traed aquí mis guardias. Duque. Ya su engaño conoció, Vase. Maur. ¡Qué es aquesto! vive el Cielo, que puesto, que no aprobó Fe-

La mas heroyca piedad; Emp. Fuerte pasion. Federico mi designio, Sacan las espadas, y sale Federico desha de probar el rigor, envaynando. que dentro del pecho oculta Feder. ¡ A qué esperan, pues, mis iras! mi infiel desesperacion. muera un infiel, que intentó Sale Don Fernando. ofender su mismo hermano. Fern. No ha parecido Mosquete, Fern. y Maur. Pues cómo::y con sobresalto estoy Feder. Mueran, traidor, por el retrato, que::- pero tus injustos pensamientos. ¿ Mauricio? Maur. Pues á ocasion Sale el Duque con los Soldados, y detras (Cielos, logré mi venganza!) el Emperador. venis, que buscándoos voy, Duque. Ya las guardias::- ¿ mas qué oyó oid, señor Don Fernando. mi cuidado? Ola, Fernando, Fern. ¿ Qué quereis ? ¿ que es esto? Maur. Tengo de vos *Emp.* Tened la accion: una queja, de que quiero Don Fernando, retiraos: tomar la satisfaccion. Federico, á la prision Sale al paño Federico. os volved: ola, á Mauricio Feder. Cuidadoso, que Mauricio (¡ciego de cólera estoy!) no ponga en execucion Ilevadle preso al instante. su intento::- mas con Fernando Maur. Mi lealtad::- Emp. Ya la sé yo, está, oiga mi atencion. y algun dia veréis, que Maur. Anoche, en la Ciudadela, lo que merece la doy. Maur. Cielos, mi fin llegó ya. Llévanle. que á Sivila señaló Feder. Que no consiguiese, honor, para su hospedage Cárlos, vengaros! ¡qué sentimiento! entré. Feder. ; Qué oigo, confusion ! Fern. Confuso y turbado voy. Maur. Vos sé, que tambien entrasteis, Duque. ¿En qué vendrá esto á parar ? y sé tambien, que por vos Emp. Duque, ya de la ilusion, allí una alhaja perdí. en que ofuscada tenia Feder. Ya el desengaño llegó la prudencia y la razon, á mis dudas; pues mi hermano he tocado el desengaño: es el que anoche perdió ya he visto que no alcanzó el retrato, bien lo dice, mi discurso, lo que el vuestro y con esto me aclaró, ántes de ahora me anunció. que él y mi esposa me ofenden, Duque. ¿ Pues no sabeis, que los viejos y como conmigo habló, tenemos mayor razon pensando fué Don Fernando, por la mayor experiencia? Emp. Ya que el caso sucedió, causa su equivocacion: ¿ pues qué espera mi corage? ¿qué harémos? Duque. Vos lo sabréis, Ap. Fern. Sin duda el que tropezó ¿ que para qué he de dar yo conmigo anoche era él. mi parecer, si vos luego Maur. Y pues el sitio mejor seguis el vuestro, señor? es éste, sacad la espada. *Emp.* Ahora el vuestro he de seguir. Ap.Duque. Pero despues que se erró: Fern. Aunque no tengo ocasion, pues sé la fuerte ojeriza, volved, pues, á Federico, que mi padre le mostró, como mi voz lo advirtió,

voy á ver si á los inhernos

le envio.

el Electorado. Emp. Es contra mi reputacion.

Duque. Pues que los demonios carguen con ella, mas no con vos, y no me pidais consejo. Emp. Primo, quiero lo mejor. Duque. ¿Y lo es, querer verse expuesto al golpe de una traicion? mirad, conviene que muera

ántes de la execucion. Emp. ¿ No habrá medio sin su muerte? Duque. El fuego que se encendió, si no se apaga al principio,

luego todo lo abrasó.

Emp. Vos pensaréis de otra suerte, que estoy de por medio yo, y aunque traidor sea Mauricio, hay diferencia en los dos. Duque. Quedad con Dios.

Emp. El os guarde. Duque. ¡Qué ceguedad::- Emp. ¡Qué teson::-Duque. Tiene en favor de Mauricio::-Emp. Fué quien á mí me obligó::-Ap. Duque. Que viéndole desleal::- $Ap_{\bullet}$ *Emp.* Que quando miro su error::-Duque. Aun no quiere castigarle! *Emp.* Tolero por mi opinion! Duque. Denos el Cielo camino. *Emp.* Denos el Cielo favor.

#### ·孙子·徐子·徐子·徐子·徐子·徐子·徐子

#### JORNADA TERCERA.

Salen el Emperador, el Rey, el Príncipe, el Duque y acompañamiento.

Emp. ¿El Papa escribe? (¡ó fuerte pena mia!) Duque. Sí, gran Señor, y el parabien envia de haber ganado accion tan prodigiosa en que queda la Iglesia victoriosa. Esta carta, señor, la atencion clama, (llama, pues muy grande, y muy fuerte en ella os elogio, que hasta ahora no se ha oido, y que tan solo vos ha merecido.

Rey. El de Moscovia, hermano, os ha enviado un Embaxador: lo mismo ha executado, invicto Rey, el Can de la Tartaria, porque la fama, que ha esparcido varia los hechos vuestros, los dexó admirados, y de vos ser pretenden aliados.

Princ. Muley Azén, de Tunez heredero, os envia tambien su Mensagero, ofreciendo tributos anuales; pues los ecos, señor, de las marciales victorias vuestras, con valor profundo, son el pasmo y terror de todo el mundo.

Emp. Aunque mi ardiente espíritu me inflama, debo todo el honor, aplauso y fama á los nobles valientes Españoles, siendo de lealtad lucientes soles; y tener á mi lado en qualquier parte un Duque de Alva, Christiano invicto Marte.

Duque. Yo os sirvo, gran Señor, con el afecto, que vuestro amor me impone por precepto, y aunque os sirvais de mí, bien considero, que es por Soldado, mas no por Consejero.

Emp. Que quando todo el orbe me hatemido, solo Mauricio infiel se haya atrevido á conspirar traidor contra mi vida, siendo alevoso, y siendo mi homicida!

Rey. Confuso está mi hermano, y suspendido. Princ. No sé por qué estará tan confundido. Duq. Pues consejo otra vez yo no he de darle, que es excusado, pues sé no ha de tomarle.

Emp. Si en público castigo su osadía, hago patente la ignorancia mia en no tomar del Duque el fiel consejo, de lealtad, y de amor luciente espejo. Si en secreto dispongo darle muerte, han de juzgar en tan contraria suerte, que es injusticia mia, bien arguyo, pues no llegan á ver delito suyo. ¡ Qué haré en tal confusion, en tal delirio, donde la reflexion es mas martirio!

¿Dónde, Duque, á Mauricio se ha arrestado? Duq. A Don Alfonso Vivas le he entregado.

encargándole toda vigilancia,

pues sé que su cuidado es de importancia. Emp. Esto ha de ser, yo mismo quiero hablarle, y que sé su traicion he de mostrarle, que quizá al mirarse convencido, Ap. no dudo que se muestre arrepentido, quedando su delito así encubierto, y mi intencion cumplida con acierto.

Rey. ¿Por qué estará Mauricio (Cielos) preso? Princ.; Admirado me tiene este suceso!

Emp. Duque, atended: así pues que la noche su obscuro velo al mundo desabroche, conducid á Mauricio á mi Real Tienda,

La mas heroyca piedad

sin que ninguno esta órden entienda. ¡Quánto desvelo, Cielos, me ha costado Ap, una palabra, que à un infiel he dado! y sin duda (¡ó terrible desconsuelo!) será castigo, que me ofrece el Cielo.

Rey. Hermano, ; qué motivo::-

Princ. ¿ Qué tristeza::-

Los dos. ¿ Os combate? Emp. No es nada. Los dos. ¡Qué entereza! Al paño Federico. Fod. ¿Habrá en el mundo, Cielos, hombre alá quien el fiero injusto, é importuno (guno hado suyo, atormente riguroso en un mar de desdichas proceloso, como á mí? De mi esposa yo ofendido, conseguir la venganza no he podido: la pris on de Mauricio me ha estorbado. su infame injusta vida haber quitado: mi gratitud tambien ansiosa anhela á ser de Cárlos fixa centinela, pues pueden de Mauricio los rencores haberse confiado de traidores. A tres grandes acciones vivo atento,

á honor, venganza y agradecimiento. Emp. Federico, ¿qué haceis tan retirado? (do, Fed. Con mi estado, señor, cumpliendo he estapues como soy, señor, un prisionero, à que de mi os sirvais gustoso espero.

Emp. Prisioneros qual vos, no han de tratarse de ese modo, ni tanto han de humillarse, que en su contraria suerte, é importuna, no perdiéron el ser, sí la fortuna; y algun dia estaréis muy satisfecho, que el lugar que se os debe os da mi pecho. ¿Federico? Feder. Señor.

Vanse. Emp. El Cielo os guarde. Feder. A hacer de mi lealtad glorioso alarde.

Ya que otra vez mis pesares dexarme solo permiten, donde el rigor del tormento mi infeliz vida peligre, pues no hay quien acompañar quiera á un misero intelice; á los montes, y á los valles mis gemidos participe, que puede ser, que á mi llanto se conduela lo insensible. De Sivila y de Mauricio me hallo ofendido: ¡ ó terrible desdicha humana! que no

está exênto, que peligre aun la grandeza mayor en el trono mas sublime, de un atrevimiento osado. y de un pensamiento libre. El modo de mi venganza::pero (¡ó fortuna felice!) Don Fernando ácia aquí viene; solo este bien me permite mi desgracia, pues es de él de quien pienso (¡ay de mí triste!) valerme, por la palabra, que me ofreció de servirme; y las que da un Caballero, nunca dexan de cumplirse.

Sale Don Fernando.

Fern. ¿ Qué es esto, señor, vos solo? Feder. Si, Fernando, que al que aflige la fortuna, estando solo, solo puede divertirse.

Fern. El pecho noble, señor, nunca ha dexado rendirse de su mudable inconstancia.

Feder. Quando en los bienes consiste; pero en llegando al honor, nadie puede resistirse.

Fern. ¿ Al honor? Feder. Sí, Don Fernando,

ya lo dixe, ya lo dixe.

Fern. ; Sabeis que soy vuestro amigo? Feder. Sé, que vos me lo dixisteis. Fern. ¿Sabeis que soy Caballero? Feder. La fama á voces lo dice.

Fern. ¿Sabeis que un noble à otro noble le ampara, le ayuda y sirve?

Feder. Tambien lo sé. Fern. ¿ Os acordais que os afirmé, os juré, y dixe (pena de mal Caballero) que en quanto fuera posible os serviria gustoso?

Feder. Bien sé, que eso me ofrecisteis. Fern. Pues si eso sabeis, señor, vuestro tormento decidme, que en el mal que se padece, es un consuelo indecible, quejarse à quien, si no en todo, en parte al ménos alivie.

Feder. Yo os confieso, Don Fernando, que en caso que se publiquen mis pesares, solo vos

se-

seréis à quien se confien. Fern. Pues habladme claramente. Feder. Antes (¡ay Cielos!) decidme; me volveis á dar::- Fern. Si doy. Feder. La palabra::- Fern. Ya lo dixe. Feder. ¿De ayudarme? Fern. No hay dudarlo. Feder. Pues ahora mi pecho explique, en la pena que padece, el remedio que permite. En lo que habeis de ayudarme, y tiempo no ha de omitirse, es en que aqueste veneno, Saca un pomo. tosigo, que le conciben los furores de mi pecho, contra pensamientos viles, á Sivila habeis de dar, que á vos no será imposible qualquier causa pretextando, que la entrada faciliten. Mi honor está á vuestra cuenta, en la execucion consiste; ya sabeis sois Caballero, esta palabra me disteis, que la cumplais es forzoso, las disculpas no se admiten. Noble sois, y noble soy, con esto acordaros quise la obligacion en que estais; pues si arrestado consigue vuestro arrojo aquesta accion, que os la confieso dificil, sabré que todo mi honor por vos solo se redime: y si no, tambien sabré, que entre Españoles insignes hay Caballeros cobardes, que de infames se acrediten. Fern. Suspended, señor, la acción, que á lo que vuestra voz dice, es preciso presentaros los motivos que lo impiden. Es verdad que os dí palabra, y con juramento os dixe estaria á vuestro lado siempre que de mí servirse quisiese vuestra amistad; mas tambien sabeis que os hice

excepcion de Ley y Rey,

y la mia no permite, que pueda cumplir palabra, que contra ella se dirige. En mi Ley es homicidio lo que vuestra voz me pide, y sin quebrantarla, no puede aquesa accion cumplirse. De mi vida disponed, de ella os hago dueño libre; pero á ofender á mi Ley, que no debe interrumpirse, ni por vos, ni todo el mundo, no hay palabra que me obligue. Contra la Ley no hay palabra, y vuestro error no imagine, que otra causa puede hacer que mi palabra peligre. Fuera de esto, la Electriz, que os ofenda no es creible, y ese rigor::- Feder. Don Fernando, ya que excusaros quisisteis a lo que teneis jurado, siendo fuerza que me admire de que palabras de un noble tan poco tiempo subsisten; si tengo motivo, ó no, que aqueste rigor me incite, ni en vos será bien saberle, ni en mi será bien decirle. Solamente lo que os toca es, que no ofrezcais servirle á un amigo, si despues taltais á lo que ofrecisteis. Fern. Señor Federico, yo soy hombre, que lo que dice aun casualmente mi voz, sé cómo debe cumplirse. Por los respetos humanos, creed, no ha de conseguirse, que á mi Ley ofenda, y dexo aparte, que no permite el fuero de bien nacido, el que una muger peligre, y que infamemente el noble del peligro no la libre. Feder. Pero no quando hay palabra, que esos fueros ya se omiten. Fern. Contra la Ley no hay palabra, y nunca debe cumplirse. Feder. La mas heroyca piedad

Feder. Antes de dar la palabra, eso debe prevenirse.

Fern. Ya quando os la dí, excepcion

feder. Eso no me satisface, y vos tendréis otros fines.

Fern. Los de proceder christiano, que es el mas noble despique.

Feder. Por cumplir una palabra, no hay respeto, que se mire.

Fern. Los Católicos y Hereges distinto parecer siguen.

Feder. Ya que vos os excusais, yo mismo sabré en desquite de mi honor tomar venganza.

Fern. Si eso llega á conseguirse, de que os lleve el diablo á vos, no tendré yo que afligirme.

Feder. Yo mismo la daré muerte.

Fern. Su intencion he de impedirle, que fuera un baldon en mí, el que llegara á decirse, que el peligro de una Dama, y de prendas tan sublimes, no supe estorbar gallardo, valiente, leal y firme.

Feder. ¿Se os acuerda la palabra, que de ayudarme me disteis?

Fern. Para lo posible sí, mas no para lo imposible.

Feder. El Cielo os guarde, Fernando. Vase. Fern. El os prospere felice. Vase. Salen Leonor, Laureta y Sivila lloran-

do, y canta la Música.

Música. No debe sentir los males,
quien los bienes no ha logrado,
que quien nació sin ventura,
es fuerza viva penando.
Y así, padezcamos,
que el hado lo quiere,
y es árbitro el hado.

Sivil. Dice bien (¡ay de mí triste!)
y en los tormentos que paso,
solo el saber son eternos,
es el consuelo que alcanzo;
porque está con la desgracia
ya mi pecho tan hallado,
que si encontrara el alivio,
le sirviera de quebranto.

Ella y Música. Y así, padezcamos, que el hado lo quiere, y es árbitro el hado.

Sivil. Sobre tantos sentimientos, ansias, pesares, cuidados, infortunios, desconsuelos, tormentos y sobresaltos, como combaten mi vida, para que viva espirando, el que mas llego á sentir es, que en mi destino infausto, hasta mi esposo me olvida, inconstante, infiel é ingrato.

Ella y Música. Y así, padezcamos, que el hado lo quiere, y es árbitro el hado.

valiente, atento y bizarro, me dió palabra, que haria, que mi esposo con recato viniese á verme; mas él, hombre al fin, para ser falso, no ha venido, ni aun le debo el cortesano cuidado, que de mí se acuerde: Cielos, ya el sufrimiento ha faltado á tanto tropel de penas; mas pues lo habeis decretado, es fuerza admita gustosa vuestros influxos tiranos.

Ella y Música. Y así, padezcamos, que el hado lo quiero, y es árbitro el hado.

Leon. Señora, no así rendir te dexes de dolor tanto, mira tu vida. Sivil. ¡ Ay Leonor! que en tormentos tan ingratos, si vivo, vivo muriendo, si muero, vivo llorando; y así, la muerte es consuelo en males tan dilatados.

Leon. La fortuna, tal vez suele, quando ménos se ha esperado, enviar las felicidades de las desdichas cambio.

Laur. Dice bien, señora mia, y debes hacer reparo, que sentimos, como propios, tus pesares y quebrantes.

Sivil. Yo os lo agradezco, pues sois lo que solo me ha dexado de lo que suí, la fortuna, y con quien misera paso los rigores de la suerte, que sufro, padezco y callo. Leon. ¡ Ay Mauricio! ¿quándo el tiempo Ap. llegará tan deseado, para lograr mi esperanza? Vase. Sale Mosquete. Mosq. Pues el Duque me ha mandado que á todas horas asista á la Electríz, he logrado ay amor!) lo que pudiera á pedir de boca hallarlo. El retrato fué, no es nada, de la Electríz, no era malo, que por peores figuras habrá uno roto zapatos. Laureta aquí está tambien, con que yo, que no reparo en si son verdes ó azules, mis deseos he logrado. Sivil. ¿ Mosquete? Mosq. ¿ Señora mia? Sivil. ¿ Por qué estás entre tí hablando, di? Mosq. Es que ya este Mosquete en Moscon se ha transformado. Sivil. Llégate acá. Mosq. Es peligroso. Sivil. ? Por qué? Mosq. ¿ Pues no has escuchado, que á los Mosquetes, señora, los suele cargar el diablo? Sivil. Qué cosas tienes tan tuyas! Mosq. Son, señora, hablando claro, mis cascos de calabaza, como muchos que miramos. Laur. Vaya el trasto noramala. Sivil. ¿Adónde está Don Fernando? Mosq. ¿Qué es esto, zelos, qué es esto? Ap. ; ay Amor!; ay mi retrato! Sivil. ¿ Le has visto hoy? Mosq. No., señora, y á los hombres de mi garbo esas cosas, y otras cosas, jamas se le han preguntado. Sivil ¿ Qué dices, que no te entiendo? Mosq.; No te dieran con un mazo! Sivil. ¿Dónde está Fernando? Sale D. Fernando. Aquí

está á vuestros pies postrado. Sivil. Seais bien venido. Fern. Mosquete. Mosq. ¿Señor, qué mandas? Fern. Volando á mi padre busca, y dile Hablan ap. ( sin decir yo te he enviado ) que aquí venga luego al punto, que importa. Mosq. Voy como un rayo. Laur. Yo tambien me voy contigo. Vanse. Fern. Esta vida defendamos. De vuestras desdichas cómo os hallais, señora? Sivil. Hallando en vos, Fernando, y el Duque tan piadoso noble amparo, si no en el todo, el alivio en gran parte le he logrado. Fern. Pues, señora, la constancia se ve en sucesos tan varios, y es admitido proverbio, que nunca se ha contentado la desgracia en venir sola, y otras tras si eslabonando, va forjando una cadena, con que oprime al desgraciado; pero el cuerdo no se vence á sus influxos tiranos. Esto, señora, lo digo, porque si veis asaltaros de nuevas penas, tengais mas constancia á mas fracasos, y confieis en el Cielo, pues piadoso y soberano, por donde ménos se espera, da consuelo en los quebrantos. Sivil. No sé ( ¡ay de mí infeliz!) á vista de lo que paso, que ya puedan quedar otros; pero si hubieren quedado, no importa, vengan, que á todos constante ya los aguardo. Fern. No me puedo persuadir, á que Sivila haya dado motivo á tanto rigor. Sivil. ¿ Habeis visto (¡triste hado!) á mi esposo? Fern. Sí, señora. Sivil. Aun mas que yo habeis logrado, pues de mí olvidado, vive de mis ojos retirado. Sale Laureta. Laur. Señora, señora, albricias.

La mas heroged product

Sivil. Intireta, ¿pues qué te ha dado? Laur. Federico mi señor en la Ciudadela ha entrado. Sivil. ¿ Qué dices ? ¡ ó qué contento! Fern. Permitid, que retirado excuse, que no me vea. Sivil. ¿ Pues qué puede á eso obligaros? Fern. Presto lo sabréis, señora; y creed, que en vuestro daño no es. Sivil. ¿ Por qué lo decis? Fern. No puedo respuesta daros, pero confiad en mí. Sivil. Sin mí quedo al escucharos. Escondese Don Fernando al lado izquierdo, y sale Federico por el

derecho. Feder. Ea, honor, en la palestra te encuentras, donde un agravio, que contra tí se executa, ha de quedar castigado: no te venzas al cariño, que es importante lo airado. Sivil. Federico, esposo, dueño, señor, mi bien adorado, ¿ tanto retiro? ¿ qué es esto? ¿ vos sin verme? ¡qué quebranto! ¿ Por qué me privais del gusto, en que el mio está citrado? Feder. Laureta, vete alla fuera. Laur. ¿ Qué será misterio tanto? Vase. Al paño Fern. Ya llegó el lance, desgracia. Sivil. Solos habemos quedado,

hablad. Feder. Cerraré esta puerta, para mas asegurarnos. Sivil. ¿ Por qué tanta prevencion? Feder. Porque es fuerza.

Sivil. Habladme claro.

Fern. La puerta cerró, y mi padre no ha venido, y ya empeñado en defenderla, es preciso, sea muriendo, ó matando.

Feder. Por causas, que vos sabeis, y no repite mi labio, por no anadir mas tormento al tormento en que batallo; porque mi honor (¡qué desdicha!) quedar pueda asegurado, contra vuestra vida ya la sentencia he decretado:

Y así, infiel, este veneno, que para este caso traigo, Sácale. ha de ser el instrumento; no tienes que dilatarlo, que en venganza de mi honor he de ser verdugo airado: y así, pues que no hay remedio, luego al punto has de tomarlo. Sivil. Esposo (; ay de mí infeliz, que la voz no acierta el labio, y el corto débil aliento en el pecho se me ha helado!) ¿Es posible, dueño mio, que hayas de mí imaginado, que ni aun con el pensamiento pueda yo haberte agraviado? ¿ Contra una pobre muger, despojo triste, é infausto de la inconstante fortuna, procedeis tan arrojado? ¿ No bastan mis infortunios, sino que querais avaro la poca vida que tengo, quitarme así tan tirano? ¿ En qué pude yo ofenderos? ¿ en qué pude yo agraviaros? z mi hijo del alma, qué hará, faltándole en mí su amparo? Mi esposo::- Feder. Aquesto ha de ser, no teneis que hacerme cargos, y en esta accion vos veréis, que está mi honor empeñado, y me es preciso el hacerlo, por dexarle acrisolado. jen qué de dudas batallo! solo siento hayais pensado que fui capaz de ofenderos, no habiéndolo imaginado:

Fern. Su honor dice está ofendido: Sivil. No siento morir, señor, y pues perdi vuestra gracia, pierda la vida. Va á beber, y la detiene.

Feder. Aguardaos.

Fern. Supuesto que él la detiene, no salir es acertado.

Sivil. ¿Vos me impedis? ¿puedo creer que en mi favor se ha trocado la sentencia? Feder. Qué he de hacer, que si la verdad declaro. Ap.

Fern.

entre venganza y piedad está el discurso ofuscado; pero el honor es primero, y así al honor atendamos: ea, bebed el veneno. Sivil. ¡ Qué poco que le ha durado el alivio á una infeliz! A mi hijo solo os encargo, y que le digais (¡ay Cielos!) mas nada digo, que el llanto, embargándome las voces, hace mayor el quebranto: acabe mi infeliz vida. Feder. Sivila, deten el brazo. Fern. ¡En qué confusion estoy! Al paño el Duque al lado de Don Fernando. Duque. Mosquetillo me ha avisado, que aquí venga luego al punto, lo que pueda ser no alcanzo; con que la llave maestra por esta puerta me ha dado paso hasta aqui: ¡mas qué veo! alli la Electriz llorando, y Federico confuso, desde aquí quiero escucharlos. Feder. Bebed, Sivila, el veneno. Duque. ¡Qué oigo! Fern. Que no haya llegado mi padre, sterrible aprieto! Feder. Que yo para no estorbaros, la espalda os vuelvo. Vuelve la espalda. Duque. ¿Qué es esto? Fern. Ya yo estoy determinado. Sivil. Si haré: valor, corazon, no me flaquees ingrato. Una muger infeliz Turb muere, porque los airados, la constancia, el sentimiento, mi esposo, mi hijo adorado, la pena, el pasmo, el dolor, el susto (; ay de mí!) el espanto, muera de una vez. Fern. No muera, que estoy yo aquí á embarazarlo. Feder.; Qué veo! ¿ pues vos aquí? Duque. ¿Fernando aquí? ¡caso extraño! Sivil. ¡ Ay de quien sin culpa propia pasa por el propio daño!

Feder. Falso amigo, ¿ cómo oculto estais aquí? Duque. ¡ Caso raro! Fern. Atended á mi razon: el hombre, que ha profesado el bello arte de las armas, sabe, que es caso sentado, que una de las circunstancias, que debe observar gallardo, es defender con su espada, siempre que lo pida el caso, á las mugeres; con que si á qualquier hombre ha obligado, quanto mas aquel que es noble en la accion está empeñado. Duque. Dice muy bien el rapaz, Fern. Con que habiendo imaginado ( despues de esta circunstancia) que vos padeceis engaño, por Christiano y Caballero, vuestro rigor embarazo. Feder. Ese asunto á vos no os toca, y si al primero pasamos de estorbarlo como noble, entiendo, que será quando sea el lance casual; pero habiéndome fiado de vos, querer impedirlo es un proceder muy falso. Sivil. ¿ De él se fió? ¡ay de mí triste! *Duque.* ¡Fernando estaba avisado! Fern. Señor Federico, el noble siempre se encuentra empeñado en defender las mugeres, y fuera haberme injuriado yo á mí mismo si en qualquiera lance no fuera bizarro. Duque. Dice muy bien; eso si, muestra el valor heredado. Feder. El no querer ayudarme, y estar aquí, castigaros sabrá mi ira, y sabrá este acero limpio y claro dar la muerte á esa tirana. Fern. Defenderla sabré osado. Feder. Mucre, infiel. Va á matarla. Sivil.; Valedme, Cielos! Fern. Mi pecho será resguardo. Riñen los dos, y sale el Duque. Duque. Tened, parad los aceros.

La mas heroyca piedad los sentidos, y no siempre Fern. Mi padre. Feder. El Duque. es lo mismo que pensamos. Sivil. ¡ Qué pasmo! Fern. ¿ Por dónde ha podido entrar? Feder. ¿Por qué, señor, lo decis? Feder. ¿Por dónde, Cielos, ha entrado? ; ay de mí, que soy de marmol! Duque. Yo no sé por qué lo digo, Duque. ¿ Qué es aquesto, Federico? ¿que es aquesto, dí, Fernando? vos sabréis por qué lo callo. Fern. Señor::- Duque. De tu turbacion Fern. Ya por lo ménos, cumplí Ap. inhero, que estás culpado. con lo que à mi me ha tocado. Fern. Si ahora lo pago yo, Duque. Daré orden, de que en la tienda Ap.buen lance habrémos echado. de Cárlos esté arrestado, Duque. No darme por entendido Ap.porque su intencion no logre. Fed. De mi intencion no me aparto, el modo es de remediarlo, y reprehendiendo á mi hijo, que ha de costarle la vida  $Ap_{\bullet}$ no dexaré de mi lado, su pensamiento villano. á Federico, y le estorbo Duque Yo el lance averiguaré, Ap. en su intento temerario. y daré remedio al daño. ¿ Pues tú contra Federico, Fern. Yo le buscaré en campaña, Ap. loco, necio, y mal mirado, por si ofendido ha quedado. osas sacar el acero? Feder. Yo en Fernando vengaré Ap.¿ Acaso te se ha olvidado el haberme asi estorbado. quien es, y la estimacion, Duque. Vamos, hijo. que todo el mundo le ha dado? Fern. Vamos, padre. Duque. Señor Federico, vamos. Vanse. viven los Cielos, que::-Empuña. Fern. Padre::-Arrodillasele. Descúbrese el trono con una silla, mesa, Feder. ¡Qué confusion! escribanía y luces, y salen el Emperador, Sivil. ¡Qué quebranto! el Rey, el Príncipe y D. Alfonso. Emp. Dexadme solo, que quiero Fern. A impedir::responder á aquestas cartas Duque. El me ha temido: Al oido. yo mismo; id vos, hermano, que no te riño, muchacho, dad orden de que se vaya que lo mismo que tú has hecho, todo el Campo disponiendo, hubiera yo executado. que quiero seguir la marcha Fern. Como no fuerais mi padre, á Nieremberg por Turingia, me pagariais el chasco. para dexar sosegada Duque. Señora, dexad el susto, la Bohemia. Rey. El de Sulmone retiraos á vuestro quarto, entró, señor, en la plaza y mi palabra os empeño, de Witemberg; se ha entregado, por los Cielos soberanos, que desde hoy soy vuestra guardia, dexándoles sacar armas, y bagages. Emp. Bien está: bien podeis aseguraros. Sivil. Si mi esposo me aborrece, ¿ y el Archiduque de Austria? ¿ para qué la vida guardo? Princ. El Duque le despachó Cielos, ó dadme constancia, á Torgau, allí se halla Vase. con dos mil hombres, señor. ó no os mostreis tan ayrados. Duque. Venid, señor Federico, Emp. Príncipe, á vos se os encarga y solo advertiros trato, reforzar las guarniciones, que estoy de por medio yo, previniendo lo que falta. y aunque el caso habré ignorado, Princ. Vos veréis como procuro que á esto os motive, sabed, cumplir lo que se me manda. que muy fácil se engañáron Emp. Vivas, haced que Mauricio

venga luego sin tardanza. Princ. Nunca vi al Rey tan confuso. Vase. Rey. Mucho disimula, y calla mi hermano, no sé qué pena su pecho así sobresalta. Vase. Alf. Voy à cumplir eon su orden. Vase. Emp. Si los que anhelando andan por mandar, supieran bien qué era lo que deseaban, o cumplirian mejor, ó mejor no lo anhelaran. Confieso, que mi grandeza gustosamente trocara por la vida de un villano, que sus cuidados se acaban con el dia, y quanto dura la noche, por fin descansa, sin tener que le desvele; mas la vida de un Monarca, si bien ha de gobernar, ningun rato es sosegada, pues quando estan sus Vasallos rindiendo á Morfeo parias, esclavo el Rey de su Reyno como yo las noches pasa. O qué gustoso retiro tengo dispuesto en España, donde de tantos cuidados por otros cuidados salga! Tirano de mi sosiego es Mauricio, pues villana su ingratitud me desvela: pero al nombrarle me llama el sueño, quando otras noches su memoria me le aparta: sueño, y muerte iguales son, que uno de otro es semejanza, y así el nombre de Mauricio parece que ya me mata. Duermese. Al paño Feder. Como ya el Emperador me ha permitido la entrada en su Tienda á qualquier hora, cumpliendo con mi palabra de defender su real vida, á hallarme vengo de guardia, pues leal y agradecido le he de ser hasta las aras. Al paño Maur. Carlos de Gante ha mandade la prision me sacaran,

y que á su Tienda viniera sin Tropa que me escoltara; y por si acaso mi hermano pretende ganar su gracia, revelándole mi intento, se halla ya determinada mi tiránica ambicion à darle de puñaladas: que despues tomando asilo, como espero, en Alemania, con mis parciales daré á mi Ley aplauso y tama, y de mi hermano verán la vil sangre derramada. Feder. Que el Duque haya dado órden, que no me dexen las guardias salir? ¡cómo impedis, Cielos, que dé castigo á una infamia! Maur. Prenderme el Emperador, ó es que escuchó lo que hablaba, o que à Federico quiere dar otra vez (pena rara!) el Electorado; pero sea qual fuere la causa, mis rezelos, y su vida veré que esta noche acaban. Feder. Dormido el Emperador está: ¡ó pension humana! Vase. Maur. Dormido está, el postrer sueño deberá á mi mano airada. El corazon en el pecho inquieto bate sus alas. Por si alguna Centinela á verme quizás alcanza, porque no sepa quién soy, cúbrame el rostro esta banda. No se mueve; ea, valor, ahora he menester me valgas. Llegase al Emperador, y al darle el golpe hace algun extremo, y él se turba. Mas, jay triste! ¿ qué es aquesto? todo mi aliento desmaya. ¿Si finge que está dormido? ¿si se valdrá de esta traza para saber mi intencion? no se qué rezela el alma? O Magestad! que aun dormida, temor, y respeto causas. Yo desisto, yo me voy,

La mas heroyca piedad

que en confusion tan extraña el brazo débil flaquea,

y todo el ardor se apaga. Vase. Al paño Feder. Rumor parecelque he oido: no se mueve, será vana

ilusion de mi cuidado.

Al paño Maur. Otra vez mi ira me llama á que acaben de una vez los temores que me asaltan. Si está dormido, es mas fácil executar mi venganza; si está dispierto, y lo finge, ántes que nadie le valga, le pasaré el corazon; pues de esta suerte se acaba, si está dormido, mi enojo, si lo finge, su falacia.

Feder. ¡Válgame el Cielo!
¿con qué intencion se recata
aquel hombre, ni por dónde
pudo entrar? Maur. Présteme saña
el rencor. Feder. ¿Pero qué miro?
en su infame mano airada
Ileva un puñal. Maur. Ea, fortuna,
ahora veré si me amparas.
Muera.

Al executar el golpe, sale Federico, detiénele el brazo, y dispierta el Emperador.

Feder. No muera, traidor, tu delito infame paga con tu vida. Maur. ¡Ay infelice! Emp. ¿Qué es aquesto? ha de mi guardia.

Salen el Rey, el Príncipe, el Duque, Don Fernando, Don Alfonso, y Criados con luces.

Duque. Señor. Rey. Hermano.
Princ. ¿ Qué ordenas?
Feder. ¡Fuerte lance! Maur. ¡Triste ansia!
Emp. ¿ Qué es aquesto, Federico?
Feder. El acaso os lo declara:
ese traidor, que el puñal,
y traer cubierta la cara,
de su villana intencion
nos presentan muestras claras::Emp. No digais mas, descubrios.

Todos. ¿ Quién tendrá osadía tanta?

Emp. Mirad quién es.

Maur. Yo, señor, Descúbrese.

que humillado á vuestras plantas::
Duque. No dixe yo, voto á brios,

que éste había de pegarla?

Feder. ¿Mi hermano? ¡hay dolor mas fuerte! Rey. ¡Mauricio accion tan villana! Princ. ¡Absorto estoy! Fern. Yo confuso. Todos Señor, dinos, ¿qué nos mandas?

Emp. Desagradecido, infiel, que con traidoras entrañas aspid racional te vuelves contra el mismo que te halaga, qué respondes? mas ya veo que el delito te acobarda, y aun no puedes disculparte.

Feder. De su turbacion me valga Ap. para dorar su delito, pues aunque sé que me agravia, y la venganza deseo, no ha de ser esa venganza de modo, que su desdoro tambien sobre mí recaiga; que si á él por traidor le tienen, su vileza á mí me alcanza. Esto ha de ser: Poderoso, insigne heroyco Monarca, en cuyos triunfos emplea todas sus trompas la Fama: invicto Rey de Romanos, á quien todo el Orbe aclama: noble Principe de Hungria, digno de mil alabanzas: valerosos Españoles, quantos presentes se hallan, atendedme, porque quiero en muy sucintas palabras hacer patente el motivo de la accion, que os sobresalta: y confiado en la recta justicia, que en vos se halla, de mi honor al desagravio he de implorar vuestra gracia. Mi hermano, que está presente, me ha dado, gran señor, causa para estar de él ofendido, pues en el honor me agravia. El sabe que esto es verdad,

y por eso le buscaba, por satisfacer mi ofensa, quando rinendo nos halla vuestra Magestad, y á él manda, que arrestado vaya, por lo que entónces no pude lograr lo que deseaba. Esta noche aqui le hallé, y tanto el furor me arrastra, que sin atender, señor, à vuestra persona sacra, turioso le acometi, al tiempo, que recordaba vuestra Magestad, señor, del descanso, que gozaba. Bien conozco que ultrajé tu persona soberana; mas impulsos de la ira al hombre de si le sacan, y en satisfaccion pondré mi cabeza á vuestras plantas. El deshonor que padezco, á todos se le ocultaba, porque el noble sus agravios los venga, pero los calla. Pero viendo que dos lances no ha logrado mi esperanza, quiero apelar al postrero, que es lidiar en la estacada, adonde lave mi acero de mi honor obscuras manchas. Y así á mi hermano le reto, y á desafio le llama mi voz, y á vos os suplico hagais buena la campaña. Así no digo su culpa, y mi honor se desagravia. Y supuesto que en Castilla es esta costumbre usada, Arrodillase. en vuestros heroycos pies mis labios, senor, se estampan, hasta poder conseguir me deis el si en esta instancia, que un noble, que está ofendido, vive, señor, en desgracia, miéntras su ofensa en la sangre de su enemigo no lava. Emp. Federico, alzad del suelo, porque una accion tan bizarra

es justo logre mis brazos, para que quede premiada. Por disculpar vuestro hermano, y castigar su ignorancia, os valeis de aquese engaño: vos cumplisteis con la hidalga noble bizarría vuestra; pero el perdon no le alcanza á ese infiel desconocido. Feder. Por si pudiere lograrla, proseguiré mi cautela entre la verdad mezclada. Para que veais, señor, que mis voces no os engañan, este retrato podrá con estas joyas, y caja hacer clara mi razon. Anoche, pues, le llevaba mi hermano en la Ciudadela, quando conmigo se halla, fingiendo, que entrar allí era la causa otra Dama; pero luego á Don Fernando le desaha, y aplaza por la prenda, que perdió, porque conmigo se engaña. Fern. Tened, señor Federico, que es vuestra opinion errada: mi padre, compadecido á las penas y desgracias de vuestra esposa, me dixo, que esas joyas la llevara, por si en su adversa fortuna podia necesitarlas, y que a nadie lo dixese por ningun caso me encarga. Ese retrato le halló un Criado en la batalla, á quien yo se le quité, que tan soberana alhaja solo en manos de su dueño puede estar sin repugnancia, y entre las joyas le puse; y quando conmigo hablabais, " ; por no decir á que fui, me valí de aquella traza, que por otra Dama iba, y vuestra sospecha es vana. Feder. Pues por qué Mauricio luego COIL

La mas heroyca piedad con vos sentido se daba de una alhaja, que perdió? Miur. Porque Leonor me aguardaba, a quien para ser su esposo he servido en Alemania; y oyendo, que á Don Fernando no sé quien allí nombraba, sospeché de él, hasta que todo este engaño lo aclara un aviso de Leonor. Fider. ¡Hay ventura mas extraña! Ap. hay esposa de mi vida, qué mal de tí imaginaba! Don Fernando::- Fern. Sosegaos, y ahora veréis fué acertada la oposicion que mostré. Emp. Id, y decid á Madama, Don Altonso, que la aguardo. Vase Alf. Ya veréis, que está frustrada vuestra intencion, y el perdon de ese traidor será infamia. Yo me hallo de vos servido, mi primo no se engañaba del juicio, que de vos hizo; tanto su prudencia alcanza. Siendo digno de la muerte, por mi piedad, á su instancia, os di la vida, ahora veo con otra vida me pagas, con que entre los dos se encuentra para eternas alabanzas, la más heroyca piedad mas noblemente pagada. Fed. Señor, mi hermano:- Emp. Tu her-Llevanle. dará su infame garganta

á un cuchillo. Duque. Buen convite al infierno se le aguarda.

Rey. Vuestra vida es lo primero, aquí la clemencia dana.

Salen Don Alfonso, y Sivila de Cleves.

Sivil. A vuestros invictos pies me teneis, señor, postrada. Emp. Alzad, señora, que quiero que quedeis hoy enterada,

que amigo de Federico, ya sus desdichas se acaban. Sivil. Felice yo, si consigo

ver que acaban mis desgracias.

Emp. Vos, Federico, trendréis siempre mi favor, y gracia, rentas, empleos, honores, con que, segun vuestra casa, gustoso vivais, ya que la razon de estado manda no os vuelva el Electorado por las razones pasadas, que no ignorais, y ved donde quereis vivir. Feder. Quien se halla, señor, tan reconocido, fuerza es, que sirviéndoos vaya, y así siempre os seguiré. Emp. Ya mis brazos os aguardan. Duque. Vuestro soy eternamente.

Fed. Ya sé lo que os debo. Duque. Nada me debeis, ved vos si acaso

os sirve un Duque de Alva. Feder. Don Fernando, amigo mio.

Fern. Mis brazos con vos se enlazan

en se de nuestra amistad. Feder. Querida esposa adorada,

descansad de tanta pena. Sivil. La que mas me fatigaba

era veros afligido. Emp. Alcese el campo mañana, porque sigan mis victorias por la Iglesia Soberana

Todos. Y el que escribe la Comedia pide perdon de sus faltas.

#### EN MADRID: AÑO DE MDCCXC.

Se hallará en la Librería de Quiroga, calle de la Concepcion Gerónima, junto á Barrio Nuevo; y asimismo un gran surtido de Comedias antiguas, Tragedias y Comedias modernas; Autos, Saynetes y Entremeses.